







## OBRAS

DE

## GUTIERRE DE CETINA

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

C4236

# **OBRAS**

DE

# GUTIERRE DE CETINA

CON

### INTRODUCCIÓN Y NOTAS

DEL DOCTOR

## D. Ivaquin Hazañas y la Rua

de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras

y Profesor auxiliar de la Facultad de Filosofía y Letras en la

Universidad de Sevilla.

TOMO II

SEVILLA

IMP. DE FRANCISCO DE P. DÍAZ, GAVIDIA, 6.

1895

H0220 99



Es propiedad.

Queda hecho el depósito que marca la Ley.



### **ABREVIATURAS**

| Códice de la Biblioteca del Sr. D. José    |
|--------------------------------------------|
| María de Álava, hoy de sus herederos.      |
| (Sevilla.)                                 |
| Biblioteca Arzobispal de Sevilla. (Códice  |
| 33, 180.)                                  |
| Biblioteca Campomanes. (Madrid.)           |
| Biblioteca Capitular, vulgarmente llama-   |
| da Colombina. (Sevilla.) (Códiccs AA.      |
| 141-4 y AA. 141-5.)                        |
| Biblioteca Nacional. (Madrid.) (Códices M. |
| 86, M. 233, M. 258, M. 268, M. 381,        |
| Q. 21 y V. 366.)                           |
| Biblioteca del Sr. D. José Sancho Rayón.   |
| (Madrid.)                                  |
| Museo Británico. (Londres.) (Códice Add.,  |
| 20790.)                                    |
|                                            |



# Ohrns Poélicus

(Continuación)





## **EPÍSTOLAS**

I.

(B. N.-M. 258, fol. 27 vto.)

À Alconisa crüel salud envía
El triste Alisio, de quien él la espera;
Que habella de otra parte desconfía.
Yo quisiera hacerte, si pudiera,
Esta mi carta alegre, y no tan triste,
Mas salióme por fuerza verdadera.
En ella se verá que siempre fuiste

5

10

En ella se verá que siempre fuiste Soberbia vencedora de un vencido, Cuya vida sin causa destruiste.

Y á mí verás tan triste y tan perdido Cuanto tú mesma desear podrías: Que no puede ser más encarecido. Verás aquellos tan sabrosos días Que, con tu voluntad, gocé de verte,

 $\Pi = 2$ 

Vueltos en ansias y en congojas mías. 15 Mas, ¿cómo contaré mi triste suerte, Si sé que, á cada paso, deste cuento He de topar mil veces con la muerte? Y aunque palabra, para sentimiento De tan crecidos males, no hay ninguna, 20 Lo que puedo diré de lo que siento. Si doloroso estilo te importuna, No me culpes á mí, pues me lo ha dado El gran poder de Amor y de Fortuna. El triste són, Señora, lastimado 25 Que un tiempo tus oídos deleitaba, En otro muy más triste se ha mudado. Entonces, que mi vista te gozaba, Con que tú me miraras, al mirarte, Toda amorosa queja se templaba. 30 Y ahora, con el vano imaginarte, Si quiero sustentar mi triste vida, ¿Qué remedio tendré, qué maña ó arte? Jamás sentí tal pena, que, medida Con la gloria de verte, no la viese 35 Menor mil veces, aunque muy crecida. Ni tormento sentí que Amor me diese Que, pensando en el bien de tu presencia, Aunque fuese mortal, yo lo temiese. Mas, joh grave, crüel, fiera sentencia 40 De Amor y de Fortuna, que han querido Oue sufra un alma de su cuerpo ausencia!

¡Cuánto más sano y cuán mejor partido Me fuera el acabar, que tú lo vieras! Mas, porque fuera lo mejor, no ha sido. 45 Entonces, á lo menos, me creyeras, Y hubieras visto lo que me decías, Que penaba burlando y no de veras, Y que eran de obstinado mis porsías, Y que por mi placer te importunaba 50 Buscando de enojarte nuevas vías. Si penaba de veras ó burlaba, Puédeslo ver en lo que paso ahora; Y en lo de ahora verás lo que pasaba, Si lo quieres juzgar como señora. 55

П.

(A. fol. 40.-B. N.-V. 360, fol. 41 vlo.) (1)

Alma del alma mía: ya es llegada

La hora que de mí fué tan temida

Cuanto, absente de tí, será llorada.

Llegada es ya la fin de mi partida:

El cuerpo partirá, pero conviene

Que de llevar el alma se despida.

Pues si el cuerpo en la vida se sostiene

Mirándote, evivir cómo podría

5

<sup>(1)</sup> Publicada en Gallardo, tomo 2.º, col. 446.

Sin el alma por quien la vida tiene? El triste cuerpo sólo se desvía 10 De tu presencia; no sé con cuál arte El ánimo, que ya no es cosa mía. Y si para que viva se reparte, Tan sola la memoria irá conmigo: Ved, pues, cuál debo de ir sin esta parte. 15 No te espante, Señora, lo que digo; Espantarte debría lo que callo: Amor lo sabe bien; él es testigo. De mi mal el mayor mal que en él hallo Es el no consentirme que me queje: 20 Que se alivia el dolor con publicallo. Mas hora que le fuerzan que se aleje, El espíritu triste es apremiado Que como por señal ésta te deje. Bien sé que te dará poco cuidado 25 Ver en ella mi mal escrito en suma, Que, en fin, labores són de tu dechado. La mano del dolor guía la pluma; Mas el crüel dolor del escarmiento No sufre que escribir mi mal presuma, 30 Y al cabo, si no digo lo que siento, Es porque á mi pasión y á tu grandeza Sólo pudo igualar mi sufrimiento. No me quiero quejar de tu crüeza; Antes tu pïedad me causa agora 35 Nuevo mal,/nuevo afán/nueva tristeza./

¡Ay, cuánto menos mal fuera, Señora, Haber siempre á tu causa padecido, Que llorar hora el bien que el alma llora! Para no ser agora, el no haber sido 40 Fuera daño menor, y no supiera À qué sabe el dolor del bien perdido. En mi felicidad, ¿quién me dijera: «Tiempo vendrá, Vandalio, que querrías Que Dórida piadosa no naciera?» 45 Vencieron tu dureza mis porfías Para más daño mío, pues que veo Crecer por tal razón las ansias mías. La cura deste mal, á lo que creo, Sería (sino que es difícil cosa) 50 Medir con mi fortuna mi deseo. Y como aquel que pierde alguna cosa Que no puede cobrar, me consolase Perdida la esperanza trabajosa. Pero si la esperanza me faltase, 55 ¿Qué haría el deseo? ¡Ay, qué locura Sería de quien tal pensar osase! Apenas bastará la sepultura À despintar la imagen excelente 60 Que en mi alma imprimió tu hermosura.

Mitigaba el ardor verme presente;
Mirándote, Señora, descansaba;
Pues ¿qué será de mí, siéndote ausente?
No sin grande razón me congojaba

Tal vez que, en tu presencia, suspirando, 65 Del daño que ahora siento recelaba. Alguna vez me viste estar llorando, Cuando con más razón debía alegrarme, Porque es fuerza temer quien vive amando. Mil veces te moviste á preguntarme; 70 «¿Qué has, Vandalio?—«Un sobresalto esquivo (Respondía) no deja asegurarme.» Era deste temor ya tan captivo, Que de verme con él está la muerte Admirada de mí cómo soy vivo. 75 Amé por elección y no por suerte; Y el yugo, que era de antes tan süave, Hora en rabia crüel se me convierte. Puso en sola tu vista Amor la llave De mi remedio, porque en esta absencia 80 La falta della más mi vida agrave. No te parezca falta de paciencia Publicar mi dolor así á la clara: Que suele enloquecer luenga dolencia. ¡Pluguiera á Díos, Señora, y me faltara 85 El seso en tal jazón, que el desacuerdo Á no sentir el daño aprovechara! El mal es que conoces que lo pierdo Por amarte; y si menos te quisiese, Juzgaría de mí ser menos cuerdo. 90 Querría que mi alma te leyese, Así como los siente, estos renglones,

Por que en la tuya alguno se imprimiese. Ya solía huir las ocasiones, Y, por no ser notado de enojoso, 95 Pintarte menos graves mis pasiones. Mas hora, de perderte temeroso, El sentido se esfuerza en el partirme Mostraste mi dolor fiero, rabioso. Sobrado atrever es el osar irme; 100 Pero si vivo en tal término llego, Mayor s.. .an (sir) despedirme. Si no me despidiere, yo le ruego Que nuestro amor de tí no se despida; Y crea de mí que durará este fuego, 105 Cuanto en tal fuego durará mi vida.

Ш.

(B. N.-V. 366, fol. 216, y M. 223.)

#### TRANSLACIÓN DE LA EPÍSTOLA DE DIDO Á ENEAS (1)

Cual suele de Meandro en la ribera El blanco cisne, ya cercano á muerte,

Ad vada Mæandri concinit albus olor....

Encuéntrase esta traducción como de Cetina en los códices arriba citados, y sin embargo, apenas si presenta algunas leves variantes de la

<sup>(1)</sup> Es la *Heroida* VII, de Ovidio, *Dido. Ænea.*, que comienza: Sic, ubi fata vocant, udis abjectus in herbis

Alzar la dolorosa voz postrera,
Así te escribo, y no para moverte;

Que ser tú por mis lágrimas movido
Ni el cielo lo concede ni mi suerte.
Mas bien liviana pérdida habrá sido
Perder tales palabras quien su fama,
Que tanto es de estimar, por tí ha perdido.

À Dido dejarás, que tanto te ama;
Las velas y la fe darás al viento,
Siguiendo el crudo hado que te llama.

que, como de Hernando de Acuña, se lee en la página 55 de la edición de sus poesías, ya citada, impresa en Madrid en 1591. La circunstancia de haber sido recopiladas en Méjico, en 1577, las poesías que forman el primero de aquellos manuscritos, y la de no haberse impreso las de Acuña hasta 1591, después de muerto su autor, por su viuda doña Juana de Zuñiga, nos hacen presumir si esta señora encontraría una copia de la poesía de Cetina entre las de su esposo y la publicaría como de éste, caso no extraño, y más cuando el colector no es el mismo poeta, como bastarian á demostrarlo las muchas poesías ajenas atribuidas á Quevedo en las tres últimas Musas.

Del puerto al alto mar saldrás contento

Apuntada esta idea, sólo como conjetura, ponemos por nota los versos de la impresa á nombre de Acuña, que no se muestran conformes con los códices que atribuyen á Cetina dicha epistola.

Knapp, en su colección de poesías de D. Diego Hurtado de Mendoza (Libros raros ó curiosos, tomo XI), la inserta como de este ingenio.

- 3 Soltar la dolorosa voz postrera....
- 8 Perder estas palabras quien su fama....
- 9 (Que tanto es de estimar) por tí ha perdido....
- 11 1 la vela y la fe darás al viento....

Y para Italia, por incierta vía, En efecto pondrás tu crudo intento. 15 Pero ya que la fe y la pasión mía No puedan resistir á tu dureza, Ni mi justa razón á tu porfía, Mira los edificios y la alteza De la nueva Cartago, que ofrecida 20 Te está, si quieres, para tu grandeza. Huyes de tí la tierra conocida; Vas á buscar la ajena, que, en buscarla, Gastar puedes el tiempo y aun la vida: Mas ya que el cielo te conceda hallarla, 25 À gente peregrina y extranjera Y á señor nuevo, ;quién querrá entregarla? Otro amor y otra fe tan verdadera Ofrecerá de nuevo alguna Dido Que esperes engañar cual la primera. 30 Dime ¿dó llegarás, de aquí partido, Que tengas ó edifiques otra alguna Nueva Cartago, cual ya la has perdido? Pues mujer que así te ame, la fortuna

<sup>16</sup> Pero ya que tu fe y la pasión mía....

<sup>22-24</sup> Huyes *tu propia* tierra conocida; Vas á buscar la ajena y en *hallarla*, Gastar *podrás gran tiempo* y aun la vida.

<sup>29</sup> Ofrecerás de nuevo á alguna Dido..

<sup>33</sup> Nueva Cartago cual la habrás perdido?

No te dará en cuanto tú deseas,
Que Dido es en amarte sola una.
Segunda nunca esperes que la veas,
Porque, como de Elisa, de otra amado
Jamás lo podrá ser el crudo Eneas.

40 Esto por tí de suerte me es pagado Que más te culpa y es que injustamente Te huelgas de te ver de mí apartado.

> Pero mi voluntad no lo consiente, Ni me consiente Amor más que quejarme

De la fe que me diste falsamente.

50

À tí, Venus, invoco, que ampararme De tu hijo debes con piadosa mano, Que me deja morir sin escucharme.

Deja mover el arco al niño hermano, Y pierda aquí la sangre su derecho Contra aquel que es tan crudo é inhumano.

¿Cuándo se ha visto que en humano pecho, Sino en el crüel tuyo, haya cabido Quedar de injusta muerte satisfecho?

No te dará aunque de cuanto deseas....

<sup>41-42</sup> Que mercees que más que justamente.... Holgárase de te ver de mí apartado....

<sup>47-48</sup> Debes del crudo hijo con tu mano, Y me dejas morir sin escucharme.

<sup>51</sup> *Hiera aquel crüel fiero* inhumano.

<sup>53</sup> Sino solo en el tuyo haya cabido....

Mas yo, crüel, no dudo que nacido
En las más duras rocas y engendrado
De piedras ó de robles hayas sido,
Ó del mar proceloso y alterado,
Ó de leona ó tigre, en aspereza
Del alto monte Caucaso criado.
Mira, pues, en el mar tan gran bravez

Mira, pues, en el mar tan gran braveza De las soberbias ondas y los vientos, Do no resistirá tu fortaleza.

El tiempo, la sazón, los movimientos,

Todos han claramente amenazado
 À tus determinados pensamientos.
 En el viento, en las ondas he hallado
 Razón con que ellas muestran ayudarme,

Y en tí, que la conoces, me ha faltado.

Pues no quiero en tan poco yo estimarme,
Que presumir no pueda que perezcas
Por el cargo que llevas en dejarme.

Mas, dime: ¿podrá ser que me aborrezcas En tanto extremo, que, por alejarte

<sup>56</sup> Yen las más duras rocas engendrado....

<sup>59</sup> De tigre ó de leona en la aspereza

Mira, pues, en el mar la gran braveza

Y á las ávidas ondas con sus vientos,

Do no resistirás con fortaleza.

<sup>68</sup> Razón que entrambos, muestran ayudarme....

De mí, á las ondas á morir te ofrezcas? 75 El mar se amansará por contentarte; El tiempo mudará, pues es mudable. ¡Así pudieses tú también mudarte! Mas como sabes que es Fortuna instable, También por experiencia sabes cierto 80 Que tampoco bonanza no es durable. Naves se vieron ya salir del puerto, Con el golfo seguro á la salida, Y vieron luego el daño descubierto. Allí se da la pena merecida 85 À las que la fe dada no cumplieron: Allí Venus, tu madre, fué nacida; Y, si es justa, dará á los que la dieron En los casos de amor no los cumpliendo, Igual la pena al mal que merecieron. 90 De perder lo perdido estoy temiendo; Pero tu crüeldad puede ofenderte; Que yo, que la padezco, no te ofendo.

(ste)

89

Que vivas quiero ya, siquier perderte;

<sup>75</sup> De mi en las ondas á morir te ofrezcas?

<sup>83-84</sup> *Y en* el golfo seguro á la salida, *Ilallaron* luego el daño descubierto.

<sup>85</sup> En el códice V. 366, dice así este verso:
Allí se da la pena más crecida....

En las cosas de amor no la cumpliendo....

<sup>94</sup> Que vivas assi, quiero perderte....

Antes yo muera y viva permanezca
La cruda causa de mi triste muerte.
Finge agora que el mar se te embravezca
Con tanta alteración, que ser llegada
La vida al postrer punto te parezca.

Verás luego ante tí representada
La prometida fe que se debiera
Guardar, y fué por tí tan mal guardada.
Verás la imagen viva y verdadera
De Dido, tu mujer, cuál la dejaste
Forzada con mil causas á que muera.

Verás la triste Dido, que engañaste, Hacer tal sentimiento del engaño Cual es la causa por que te apartaste. Y viendo de tus manos mal tamaño,

Por tí conocerás que bien se emplea, En quien causa el ajeno, propio daño. Á lo menos, no quieras que se vea

<sup>95-96</sup> Antes *ido que muerto y* permanezca La *injusta* causa de mi triste muerte.

<sup>108-112</sup> Cual tú que eres la cansa deseaste.

Y viendo por tu causa mal tamaño,
Por tí conocerás cuán bien se emplea,
En quien causa el engaño el propio daño.
No quieras á lo menos que se vea....

En tí la crüeldad tan presurosa, Que ya por fuerza tu partida sea.

No tengas compasión; tenerla debes
Del niño Ascanio, que es más cara cosa.
Si contra el cielo y contra el mar te mueves
Y en tierra haces lo que aquí hiciste,

Ahora no creo cuanto me dijiste:

Ni en tus hombros Anquises fué sacado

Del fuego por do cuentas que saliste.

Cuanto has dicho de Troya has inventado,

Y no he sido yo sola la burlada,
Ni en mí permite haberlo comenzado;
Que en el troyano incendio la cuitada
Madre del niño Julio, quedó muerta,
Del marido crüel desamparada.

Y esto lo sé de tí y es cosa cierta;
Y justo fuera, habiéndotelo oído,
Estar en mi peligro más despierta.
Los hados dan el pago merecido;
Que por tierra, y por viento, y mar tan largo,

Que por tierra y por mar tiempo tan largo....

134

En ti la crueldad tan rigurosa....

Y si contra el cielo contra el mar te atreves...

Ni en mí primeramente has comenzado....

Esto lo sé de ti y es cosa cierta....

Hasta que tu llegar triste y amargo,
Con tus naves, al puerto de Cartago,
Me dió de tu fatigas todo el cargo.
Que no esperando verme en lo que hago,

140 En mi reino te hice acogimiento;
Y ya de lo que hice tengo el pago,
Y aún de esto, triste, yo no me arrepiento,
Si la fama después no divulgara
Otra cosa más grave y que más siento.

145 Aquella hora crüel me costó cara:
No lo encarezco para que te mueva,
Mas ¡antes yo muriera que llegara!
Cuando la voluntad súbita y nueva,
Venida para el mal de que ahora muero,
Fué causa de juntarnos en la cueva,

Fué causa de juntarnos en la cueva,

Tristes voces oí, y era el agüero

Que en si me anunciaba doloroso

La muerte cruel que por tu causa espero,

Desto puedes holgar y haber reposo;

Hasta que aquel llegar triste y amargo....

Que no esperando verme en lo que ahora....

Mas ya de lo que hice tengo el pago....

Otra cosa más grave que ora siento....

Cuando la tempestad súbita y nueva....

Tristes voces oí allí al agüero,

Que en un són me anunciaba doloroso

La triste muerte que á tu causa espero....

Y si con ella cumples tu deseo,
No vivirás gran tiempo deseoso.
Que siempre, ó las más veces que me veo
En el templo, do tengo venerada
La sacra sepultura de Sicheo,

Y en un sonido bajo y voz llorosa,
Me sientò de la tumba ser llamada.

Justo es seguir la vía temerosa,
Y muy justo será seguirla presto,

165 Y agora será justa y provechosa.

No te niego, Sicheo, que manifiesto
Error contra tí no haya cometido;
Mas mi sana intención lo hace honesto.

No sólo el crudo Eneas me ha movido,

Mas Venus diosa, el hijo y el abuelo Con decrépita edad envejecido.

> Tuve por cierto que lo daba el cielo, De su fortuna viendo la bonanza,

<sup>155</sup> Que si con ella cumples tu deseo....
157 Que siempre las más veces que me veo....

<sup>161</sup> En un sonido bajo temerosa....

<sup>163-167</sup> Presto te seguiré, y es justa cosa, Y si justa será seguille presto. Ahora será justa y provechosa. Pues no niego, Sicheo, que manifiesto Error contra ti haya cometido....

De su fortuna en colmo la bonanza....

Y así pensé acogerlo sin recelo.

175 Mas claramente veo la mudanza
Del crüel que la hace y no se cura
De faltar á su fe y á mi esperanza.
Tu venida juzgué por gran ventura

Y en ella confié que consistía

180 El vivir en mi reino ya segura.

Á Hiarbas y á mi hermano, á quien tenía No pequeño temor, y á cualquier dellos, Con sola tu presencia lo ponía.

De nuevo agora volveré á temellos,

Y, encerrada en Cartago, contentarme
Con solo defenderme y no ofendellos,
Mas al que procurase de acabarme,
Tú se lo cumplirás, sin que él lo pida:
Que bien claro lo muestras en dejarme.

190 Si los dioses ordenan tu partida, ¡Cuánto mejor á entrambos estuviera Que hubieran estorbado tu venida!

<sup>174-175</sup> Así pude acogerlos sin recelo.

Así me aseguré de la mudanza....

<sup>180-181</sup> El vivir en mi reino yo segura.

Varbas y mi hermano á quien temía....

<sup>183-185</sup> Con sola tu presencia les ponía.

Ahora de nuevo volveré á temellos,

Y encerrada en Cartago á contentarme....

<sup>189</sup> Que bien claro lo cumples con dejarme.

Que tu trabajo entonces menos fuera, Y la infelice y miserable Dido, Que por tí morirá, sin tí viviera. 195 Y no pienses que es Sómois conocido El que vas á buscar, sino el incierto Tibre, tan apartado y escondido, Al cual, primero que hayas descubierto, La débil senetud podrá ocuparte, 200 Según se esconde á tu ventura el puerto. Pues si las armas y el furor de Marte Te encienden y levantan en tu gloria, ¿À qué vas á buscar en otra parte? Que aquí podrá, con inmortal memoria, 205 De famosas hazañas renovarse En padre é hijo la troyana historia. Enemigos tendrá donde mostrarse Podría siempre tu esfuerzo valeroso; Haz tú, pues, como pueda señalarse. 210 Mas tú, crüel troyano, el ser famoso

No pienses que es el Symois conocido.....

Tiber tan apartado y escondido....

204-205 ¿Á qué vas á buscallas á otra parte?
Que aquí podrán con inmortal memoria....

Enemigos tendrás donde mostrarse
Pueda siempre tu esfuerzo valeroso,
Y Ascanio, cuando crezca, señalarse.

Sólo lo pones en mi triste suerte, Y todo tu descanso y tu reposo. Comienza desde hoy más á conocerte

215 Y el nombre pïadoso que te llamas
En inhumano y crudo lo convierte.
Pues no fuí yo en el hecho ni en las tramas

Del malvado Sinón, por cuyo engaño Se abrasó la gran Troya en vivas llamas.

Y la gente que hizo un mal tamaño
Ha sido aquí en mi reino recogida,
Como lo fuiste tú para mi daño.

Ni entre tus enemigos fuí nacida, Ni me pesó de ver salva tu armada,

Ni me alegré de Troya destruída.

De serte injustamente aficionada,

Desto me culpo, y tú podrás culparme;

Que en lo demás no puedo ser culpada.

Mira que causas con desampararme

230 Que vida, fama y reino se destruya,

<sup>212-214</sup> Solo lo pones en mi triste *muerte*,

Y en ella tu descanso y tu reposo.

Comienza ya de hoy más á conocerte....

En nombre de inhumano lo convierte.

<sup>220-221</sup> Ni la gente que hizo un mal tamaño Fué de mí en mi reino recogida....

Que en lo demás no debo ser culpada.

Y no podrás, ausente, remediarme.

De tu querer no partira aunque huya

De mí, y si de mujer no me das nombre,

Tomaré el que me dieres, por ser tuya.

Pues mira cuanto más que á mortal hombre, Á hijo de una diosa, no conviene Dejar de cruda fama tal renombre. Ya ves que agora el tiempo se detiene;

Y en breve espacio que hayas esperado,

La bonanza vendrá cual te conviene.

Debes considerar que aún no han tomado

Los que vinieron en tu compañía

Restauro del trabajo que han pasado.

Acuérdate tu armada cuál venía, Que aún nunca ha podido repararse Con tu cuidado y con la ayuda mía.

245

Esto al menos de tí pueda alcanzarse, Cuando más conceder no me quisieres: Que aguardes á que el mar quiera amansarse.

<sup>232-233</sup> De tu querer jamás temas que huya, Que si de tu mujer no me das nombre...

<sup>236-238</sup> A un hijo de una diosa, desconviene
Cobrar de crüeldad fama y renombre.
Ya ves que el tiempo ahora se detiene....

<sup>248-249</sup> Cuando más *concederme* no quisieras:

Que *esperes* á que el mar *muestre* amansarse.

250 Con este poco término que esperes,

Mucha parte será para esforzarme

Que no muera yo al tiempo que te fueres.

Comenzaré de agora á conturbarme

Al extremo dolor de tu partida:

Quizá podrá la causa aprovecharme.
Si esto no niegas, doy por bien cumplida
Tu cruda voluntad, ingrata y fiera,
Con el fin desastrado de mi vida.
¡Oh, si pudieses ver de la manera

260 – Que te escribo esta carta, tan en vano
Salida de mi alma verdadera!

La pluma tiene mi derecha mano,
Y la siniestra, para el triste oficio,
Tiene la espada del crüel troyano,

Que, en pena del ajeno maleficio,

Hará para cumplir lo que ha propuesto,

<sup>250-253</sup> Con este breve término que esperes,

Muy gran parte serás para esforzarme

A no morir al tiempo que partieres.

Comenzaré de hoy más á acostumbrarme....

<sup>255-256</sup> Quizá podrá la *usanza* aprovecharme. Si esto no niegas, *da* por bien cumplida...

<sup>259-261 ¡</sup>Oh, si quisieses ver de la manera Con que te escribo carta tan en vano Cuan salida del alma y verdadera!

<sup>266</sup> Hará para cumplir lo que he propuesto....

Desta vida inocente sacrificio.

Mis lágrimas la bañan y tras esto
(Pues lo permite así mi desventura),

La bañaré en mi sangre yo muy presto.

Y yo en el mármol de mi sepultura
No seré Elisa de Sicheo nombrada,
Mas habrá solamente esta escritura:

«La causa de esta muerte dió, y la espada,
El crudo capitán de los troyanos.

La triste Dido, de vivir cansada,

Buscó descanso con sus propias manos.»

#### IV.

#### (A. fol. 2.)

Días ha que, callando, he procurado Ni escribirte, Señora, ni quejarme, Y sabe Dios cuán caro me ha costado. Hasta que ya el dolor por no acabarme, Viéndome tan estrecho y tan perdido. Sin armas que pudiese aprovecharme, Me ha hecho que tomase por partido Demandarte merced é importunarte, Como ante el vencedor hace el vencido.

<sup>270-271</sup> La bañaré en mi sangre *presto*, *presto*.

En el gran mármol de mi sepultura....

<sup>275</sup> El *criiel* capitán de los troyanos...

Podrías, con razón, maravillarte 10 De mi osadía, si razón hubiese Mayor de la que tengo para amarte. Mandásteme, poco antes que partiese, Que cuando más la ausencia me apretase No dijese mi mal ni lo escribiese. 15 Decías que era mal que se mostrase Manifiesto mi ardor entre las gentes, Y que por él tu fama se manchase. Razones eran estas aparentes, Si no tuvieras hecha ya experiencia 20 De mí que sé excusar inconvenientes. Pero me tiene tal la luenga ausencia, Que me hace creer que lo mandaste Para prueba mayor de mi paciencia. Y cierto, si fué así, que lo acertaste; 25 Amor lo sabe bien, mas, ¡ay! Señora, Cuán poco de doblar mi mal ganaste. Podráslo ver en lo que escribo ahora Lo que la mísera ánima pasaba, Si ocuparte querrás en esta hora. 30 Cuando más mi tormento me apretaba, Mordiéndome los labios, padecía (1) Doblado mi dolor mientras callaba.

Alguna vez pensé que merecía,

<sup>(1)</sup> El códice dice:

<sup>«</sup>Mordiéndome los rostros padecia,»

| 3.5 | Obedeciendo así lo que mandabas;          |
|-----|-------------------------------------------|
|     | Mas, ¡ay, cuán á mi costa obedecía!       |
|     | Si mi vivir, Señora, deseabas,            |
|     | Mandándome callar, ¿cómo no vías          |
|     | Que á la vida los pasos acortabas?        |
| 40  | Las malas noches, los pesados días,       |
|     | Se pudieran pasar, ora escribiendo,       |
|     | Ora quejando las desdichas mías.          |
|     | ¡Cuánto bien pensarás que voy sintiendo   |
|     | Mientras dura escribirte estos renglones, |
| 45  | Con saber que te irás dellos rïendo!      |
|     | Grande alivio sería á las pasiones        |
|     | Del ánimo poder hombre quejarse           |
|     | Cuando ofrece el dolor las ocasiones.     |
|     | Pu es ¿qué aventuras tú de publicarse     |
| 50  | Por el mundo mi mal, si nadie sabe        |
|     | Dónde osó el pensamiento levantarse?      |
|     | Consiente, pues, Señora, que se alabe     |
|     | De tan alta ocasión mi fantasía;          |
|     | Que lo demás sólo en el alma cabe.        |
| 5 5 | Consiéntame quejar la pena mía:           |
|     | De Dórida me quejo; á ella escribo;       |
|     | Nadie sabe quién es, ni lo sabría.        |
|     | Dórida, si el dolor rabioso, esquivo,     |
|     | Que en mis entrañas tu beldad enciende    |
| 60  | De ufano me hace ir soberbio, altivo,     |
|     | ¿Por qué no dije yo, pues nadie entiende  |
|     | Más que Dórida, aquella suma alteza       |
|     |                                           |

Tan honrosa, de do mi mal desciende? Mis males, mis trabajos, mi tristeza. Lo que á tu causa siento, determino 65 Callar, porque no digas que es bajeza. Pero si tanta fe no me hace dino De amarte, y si de amarte estoy ufano, No lo juzgues tú sola á desatino. Si vieses lo que pasa entre la mano 70 Y el triste corazón, mientras te escribe, Dirías sin razón que soy liviano. El triste muere por decir cuál vive, Y la mano á escribir se va forzando Cosa que ni te enfade ni te esquive. 75 Va el triste corazón su mal quejando; La mano, de temor que de tí tiene, En sólo tu loor se está ocupando. Querría el corazón, que le conviene, Pedirte pïedad de tantos males; 80 La mano se acobarda y se detiene. ¡Ay, miserias de Amor, fieras, mortales! ¿Por qué no puede, pues, un afligido Decir que sois, crüeles, desiguales? Tiéneme el recelar tan desvalido, 85 Que de nada me valgo ni aprovecho, Salvo de atormentar más el sentido. Ni el mal ni el bien me caben en el pecho,

> Y están ambos en él tan apretados, Que lo tienen en lágrimas deshecho.

90

II-5

Júntanse al nuevo mal viejos cuidados; Va la imaginación buscando cosas Con que los hace al fin sentir doblados. Ponénseme delante mil celosas Sombras, que me amenazan y maltratan; 95 Mil miedos, mil locuras sospechosas. Estos, Señora, son los que me matan, Y cuando con más fuerza me defiendo. Sólo en acometer me desbaratan. Mísero yo.... ¡Qué digo! No me entiendo: 100 Propuse no contarte desventuras, Y cuando más las huyo, más me enciendo. Mas ¡qué cierto será destas locuras Reiros vos, Señora, y desabriros, Mostrando que os enojan mis tristuras! 105 Pudiese yo, como querría, serviros, Ó fuese de tal suerte mi tormento Que escondiese en el alma sus suspiros. Mas ¡ay! que el menor mal del mal que siento, Cuando más encubrillo he presupuesto, HO Rompe el más esforzado sufrimiento. Si vos no confesais la culpa de esto, Quédese para mí, como la pena; Que á más tengo por vos el pecho puesto. Direis que va esta carta toda llena 115 De contrarios, y yo también lo digo; Mas aceptad la excusa, pues es buena. Si de tan bella mano algún castigo

Me ha de venir, vuestramerced lo firme:

Vos sola sed jüez, parte y testigo.

Todo cuanto querrais podeis decirme; Escribir que estoy loco y desvarío; Pero no lo hareis, por no escribirme.

Aunque puesto en razón, decid, bien mío,

No confesar que vos me haceis loco, ¡No sería decir que el sol es frío? Si alguna vez mi mal estuvo en poco, Es mientra que al dolor gobierna el seso: ¡Ved en qué grado de locura toco!

130 Quien de vuestra beldad se halla preso, Ausente como yo, no es cosa nueva Hacelle arrodillar tan grave peso.

> ¿Quién sabrá de mi mal, que no se mueva Á dolor de mi mal, si lo ha probado?

135 ¡Desdichado del triste que lo prueba! Envuelto con el bien de mi cuidado, Pasaría mi mal como pudiese,

Si quisiese dejarme el bien pasado.

Si la contemplación no me pusiese

140 La dulce historia de mi bien delante, Podría ser que el mal mejor sufriese.

> Mas pues del bien y el mal sois tan bastante Causa, Señora, vos, ¿de qué se queja Alma que así se precia de constante?

Si está siempre con vos, si no se aleja De donde vos estais sólo un momento, ¿Por qué de atormentarme no se deja?

Ella os dará razón de mi tormento:

Recibid vos del alma su descargo,

150. Pues estorban que diga el mal que siento

Las muchas manos y el camino largo.

V.

(A. fol. 253.—B. N.-V. 366, fol. 143.)

# Á DON JERÓNIMO DE URREA (1)

El dulce canto de tu lira, Iberio,
No sólo yo con gran razón lo admiro,
Mas las Musas lo tienen por misterio.
Mientra lo heróico de tus versos miro,
La alteza del estilo así me espanta,
Que de una invidia honesta ardo y suspiro.
Tienen con humildad dulzura tanta,

- 5

5

Vandalio, á quien virtud siempre, acompaña
La lira, y en sus hombros alza á vuclo
Entre los más pastores de tu España
Tu musa, puesta allá casi en el cielo,
Mientra inmortal te hace entre la gente
Lustrando tus cantares nuestro suelo,
No sé si escuchas cuán humildemente

<sup>(1)</sup> Esta epístola es contestación á otra de Urrea, que también se copia en los códices citados, y que dice así:

Un nuevo proceder, fácil, sabroso, Que á responder el alma me levanta, Puesto que el flaco ingenio sospechoso IO De no llegar allá donde el deseo Lo tira, va turbado y temeroso. Tan llenos de mi mal tus versos veo. Tan de una calidad los accidentes. Oue casi en tu dolor mi historia leo. 15 De tanto Amor nos hizo diferentes, Que tú lloras el bien que ya gozaste; Yo el mal de que padecen los ausentes. Pusiste el pensamiento, y acertaste, En muy alto lugar, pero tan alto 20 Tomaste el vuelo, al fin, que lo alcanzaste. Mísero yo, que, de ventura falto,

La mía le suplica la consuele

En un mal que decir no se consiente.

Cuan alto viene el mal, tanto me duele;

Y todo lo recoge el alma mía,

Que como á casa propia venir suele.

Pero suele venir en compañía

De un cierto imaginar, de una esperanza,

Que engaña su visión la fantasía.

Hacen las dos que haga confianza

Del tiempo y su costumbre y mandamiento;

Que suele tras fortuna haber bonanza.

Sostiéneme este solo pensamiento;

Y cuando más crecido el daño veo,

En este solo hago fundamento.

Verdad es una cosa, que el desco

10

15

20

El triste desear en lugar queda Do será, á bien librar, mortal el salto. Propicia se mostró Fortuna y leda 25 En tus amores, y háte, al fin, dejado Seguro en lo más alto de su rueda. ¡Mísero yo, que estoy desconfiado, No sólo de gozar, mas aun diría Que lo estoy de agradarle mi cuidado! 30 Victoria hubiste, al fin, de tu porfía, Y para consolarte en esta ausencia, La memoria del bien bastar debría. ¡Mísero yo, que, siendo en la presencia Sin remedio mi mal, pensallo agora 35 Es otra nueva suerte de dolencia! Querríate tener conmigo un hora,

Me daña blandamente, y con halago, Haciéndome creer lo que no creo. De aquí viene, Vandalio, que me pago 25 De quedar con la mente loca, insana, Y harto en sostenerme en esto hago. Quien se atrevió á mirar á mi Diana, Sabiendo de Actëon el grave daño, ¿Qué pena no tendrá por muy liviana? 30 Miréla, y quedé ciego en tal engaño, Que me huelgo con él y no me basta Desengañar el propio mal extraño. Temblando me quedó de fuera el asta; Dentro del corazón el hierro queda 35 Y tal, que con la vida el alma gasta. Y aun pésame en el alma que no pueda Sólo para probarte que te quejas À grande sinrazón de tu pastora.

40

45

50

40

45

50

Así, como yo, dices que te alejas

De tu Dïana y que en extraña tierra

Sientes gran soledad del bien que dejas.

Mísero yo, que en la emercas grange.

¡Mísero yo, que en la amorosa guerra No tengo, como tú, fuerza segura

Del triste recelar que el alma aterra!

Tú fundaste tu amor en piedra dura;
Yo en blanda cera, á do fortuna puede
Imprimir facilmente otra figura.

Si amas, de tu fe tal fe procede, Que las raíces della á sola muerte Poderlas arrancar se le concede.

¡Mísero yo, que me ha cabido en suerte

Alargalla á mi mal dulce y süave,
Con quien suele vivir contenta y leda.
Bien sé que me dirás en un tan grave
Dolor me sea consuelo la osadía,
La culpa de la cuál mi pena lave.
Yo lo haría así; mas la porfía
Del ansia enamorada no me deja
Lugar para acoger tal compañía.
Deseo saber de tí, cuando una queja
De un dulce imaginar te desvanece,
Si está el alma do suele, ó si se aleja.
Yo creo que se va, como parece,
En aquel desmayar de los sentidos,
Que la contemplación los enternece.
Mientras que están así casí dormidos,

Arar el mar, sembrar en el arena, Cuyo fruto en llorar se me convierte! No digo yo que no es mayor la pena 55 Que del perdido bien da la memoria Desesperada dél en tierra ajena. Mas siéntesla templada con la gloria De la prenda que Amor quiso que fuese Firme seguridad de su victoria. 60 Querría obedecerte, si pudiese, Y de lo que preguntas contestarte, Si tanta libertad mi mal me diese. Pero ¿cómo podré, dime, contarte Lo que siente el sentido embarazado, 65 Tan rico de dolor, tan pobre de arte? Mas tú, que alguna vez has ya probado,

Ciertas palabras oyen sonorosas, Oue aun me suenan ahora en los oídos. Visiones ven los ojos deleitosas, 55 Angélicas costumbres y primores, Cuan dulces de mirar, tan peligrosas. Aprieta en este punto el mal de amores, Y el alma no sé á donde se derrama, Dejando sólo el cuerpo en sus sabores. 60 Hállome así vencido en esta cama, Ó campo de batalla, y más honrado Que el más victorioso y de más fama. Y con un pensamiento enamorado Oue destruye mil otros pensamientos, 65 Estó en mi soledad acompañado. Pues sabes lo que hacen dos momentos,

Aunque corriendo por el paso estrecho En que yo, sinventura, he tropezado, Mete la mano en el llagado pecho; 70 Mira cómo te ha ido en esta feria. Y quedarás del mío satisfecho. Tu llanto, de que está tan llena Iberia, Y el río por tus lágrimas famoso, Mostrarán en dibujo mi miseria. 75 ¡Qué te puedo decir de aquel rabioso Fuego que me arde, si diciendo poco, Dórida me tendrá por sospechoso! Pues hacerte entender lo que yo toco, 80 Pintarte con palabras mi tormento, Sería presunción de más que loco. ¿Qué te puedo decir del mal que siento,

De un sabroso pensar por experiencia.

No te diré yo aquí sus sentimientos.

Si á dicha dieses hora de licencia

Para leer las cosas que aquí digo,

Darás algún alivio á tu dolencia.

A mi Dïana pongo por testigo.

Que mi corazón tiene, cuánto siento

Pensar cómo te tratas de enemigo.

Creo que te dará contentamiento

El haberte traído á la memoria

Lo mesmo que te suele ser tormento.

La beldad de tu ninfa, aquella gloria

Que las béticas ondas han gozado

Cuando cantabas á su són tu historia.

Soltando allí las riendas al cuidado,

70

75

80

Si no basta á entender, por su graveza, Una parte el más alto entendimiento? Si es verdad que el quejarse es gran bajeza, 85 Mira, pues, qué será contarte agora Tan particularmente mi tristeza. De los males pasados al de agora Hay, Iberio, la misma diferencia Que del que ríe al que su muerte llora. 90 Yo no me quejo, nó, del mal de ausencia; Poca seguridad me desbarata; Ésta me acaba el seso y la paciencia. Ya no es deseo, nó, quien me maltrata, Ni mi cuidado es más el que solía; 95 Un temor es el que me aflige y mata.

No me da pena ya la fantasía

En el silencio de la noche obscura, La dejarías correr más desmandado. El dulce imaginar en tu tristura 85 Era alivio á tu mal, mientra templaba Con la contemplación tu desventura. Con esto tu ganado se apartaba, Y por incultos bosques y asperezas Perdido sin pastor se desmandaba. 90 Decias que en tus fuertes estrechezas Tenías por reparo el pensamiento, Que de alto miraba tus bajezas. Pasabas al Autor del firmamento; Contemplabas las cursos celestiales 95 Y del tercer planeta el movimiento; Mirabas los sucesos de tus males,

Con la contemplación; mas un recelo El dulce imaginar de mí desvía.

No tanto mar, ni tanta tierra y cielo,
Puestos en medio, afligen mi sentido;
Del sospechar me nace el desconsuelo.
La memoria del bien ya poseído

No me duele; mas ¡ay! ¿Quién me asegura De nuevo poseedor introducido?

De nuevo poseedor introducido?

De aquí nace ¡oh Pastor! mi desventura:

Temo y no sé de qué, ni por qué tema.
¡Mira hasta dó llega mi locura!

Ha dado ya el sentido en esta tema,

Y entre los males que hora me rodean, Éste más se señala, éste se extrema.

Cuando unos van, los otros me saltean:

Nacidos en la fuente del recelo, En tus ojos mostrar graves señales. Cuando la tierra esconde el negro velo, 100 Mirabas ya al venir la bella aurora, Cuya beldad te daba algún consuelo. En sus cabellos de oro á tu pastora Pintabas con el alma, y de su cara Decias que robó sus flores Flora; 105 Y que en aquellos ojos asentara Su silla aquel tirano y su artificio, Y que de alli tu muerte derivara. Dejando el contemplar, al ejercicio Pasabas cuando el sol más clara lumbre 110 Muestra, tornando Clicie al triste oficio. Los prados visitabas y alta cumbre,

Este sólo está firme y sin mudarse, Y hace que los demás más graves sean. Mas quien osó atreverse á desterrarse, 115 Á su propio querer haciendo fuerza, ¿De quién, sinó de sí, puede quejarse? ¿De qué fiaba yo contra la fuerza De Amor? ¡Mísero yo! ¿De qué fiaba? ¿En qué mi corazón loco se esfuerza? 120 Aquellas perlas que el dolor sacaba De sus ojos jay Dios! en mi partida, ¿Qué mayor bien partiendo procuraba? ¿Cuál victoria más alta y más subida Fuera, que en el ligarme aquellos brazos, 125 Sin desear más bien, perder la vida? Allí muriera yo hecho pedazos

Las selvas, y los bosques y arboledas, Tu triste suspirar puesto en costumbre. Las flores que pisó Dórida, ledas 1.15 Te parecían estar, y que mirando Las aguas su beldad, se estaban quedas. Los rios que entre piedras murmurando Corrian, te alteraban, de celoso, Que se quejasen della sospechando. 120 Si algún arbol más alto y más sombroso Entre otros vías estar, quedabas luego De que amase á tu ninfa temeroso. Arder en encendido y vivo fuego Te parecian las fuentes claras, puras, 125 Y que de tu dolor hiciesen juego. Pareciate escrito en sus honduras:

Cuando pensé partir, pues no bastaron Á detenerme tales embarazos.

Las lágrimas que allí se derramaron
Me hicieron en parte asegurarme,
Y á Dórida las mías consolaron,
Hasta agora, que, viendo ya faltarme
El manjar de la mísera esperanza,
Me rompen el seguro, por matarme.

Bien sé que desta poca confianza

La ninfa mía se ofende, mas no pued

A tanto aventurar poner templanza.

Alguna vez me esfuerzo y con denuedo

Reprehendo mi propia cobardía;

Mas tengo ya dentro del alma el miedo.

Tal vez quiero engaĝas mi fautacía:

Tal vez quiero engañar mi fantasía;

«Vandalio, la beldad que se bañaba
Aquí, dará aquí fin á tus tristuras».

Tu alma á la visión crédito daba,
Y con hervor de limpia fe salido,
Á los cristales líquidos hablaba:

«Aguas, que tanto bien habeis tenido.
Por cuyo acatamiento yo no os toco,
Decidme: ¿qué sentis, si habeis sentido?

Bien sé que le tendreis á aquel por loco
Que se atreve á cerrar tan gran misterio
En un entendimiento flaco y poco.

¡Oh tú, alma rëal, digna de imperio.
Que en estas claras ondas te espejabas
Y vías todo el bien deste hemisferio!

No puede ser que entonces no alababas

130

135

140

Digo que es gran error pensar tal cosa; Mas ¡ay! que el no pensar mayor sería.

Píntola con el alma algo piadosa

De mi dolor, mas el terror cobarde,

Ó me la muestra airada, ó desdeñosa.

De aquí viene que el grave fuego que arde

Mis entrañas, se aviva y desespera

150 Del socorro que ya llegará tarde. Véola agora blanda, agora fiera; Siempre me está presente, y no me admiro

Sino que nunca está de una manera.

De noche la contemplo, el día la miro,

Ora hablo con ella, ora la llamo,
Ora ruego, ora lloro, ora suspiro.
Muéstrole mi dolor; juro que la amo;

Cuán claro tuve en tí el conocimiento, Puesto que por lo menos te enojabas.» Aqui te desviaba el sentimiento; 145 Ya fáunos ya los sátiros mirando, Aliviabas un poco el pensamiento, Tu celebrado Betis contemplando, Reclinado sobre urna muy copiosa 150 Que de juncos la estaba coronando. Por la ribera fértil, verde, umbrosa, Vias las ninfas dél en mil labores, Cada cual con la suya andar cuidosa. Aquellos altos versos en amores, Por tí en ardientes fuegos fabricados 155 Y escritos en cortezas por pastores; Y aquellos tus cantares celebrados

Finjo que me responde y que se agrada Del llanto que á su causa hora derramo.

Ora está alegre, ora se muestra airada, En mil formas la pinto, y de hora en hora La veo y torno á ver, si está mudada.

Viene el sueño, tal vez con el aurora; Póneme en posesión de una riqueza;

165 Que es poco cuanto el mundo en sí atesora.

Mas no quiere el Amor que en tanta alteza

Dura segando el bien mi pensamiento:

Dure soñando el bien mi pensamiento; Mas que despierto torne á su tristeza.

Llega en esto el dañado sentimiento

170 De la imaginación falsa, burlado, Y líbrame la paga en el tormento. ¡Ay, pena desigual, mísero estado!

Por Caliope en citara apolina, Návades los cantaban por los prados. Dichoso aquel que á tanto bien destina 160 El cielo, y más dichoso ha de llamarse Quien á tan alto vuelo el hado inclina! Tu amas, y quien ama es de excusarse, Pues amando en lugar que se merece, 165 Á lo más imposible ha de obligarse. À punto sé que llegas do se ofrece De nuevo rehacer el sufrimiento, Porque el mal á la causa se parece. Asentaste tan hondo el fundamento, Tan alta fabricaste tu quimera, 170 Oue estoy temblando acá del escarmiento. Hizote Amor, Vandalio, de una cera

Que todo sería poco, si pudiese Hacer tregua una vez con mi cuidado.

O que si del temor sólo viniese
Como solía venir, y deseando
Sólo el dolor de ausencia me doliese.
¡Mísero yo! ¿Qué digo, qué demando?
Puesto todo su bien en aventura,
¡Cómo no temerá quien vive amando?
La prometida fe no me asegura,
Y sé que es poquedad dudar en esto;
Mas ordénalo así mi desventura.

Enmedio estoy de dos contrarios puesto; Sé que debo esperar, mas la sospecha Ya de desesperar ha presupuesto.

185

Nada de cuanto pienso me aprovecha;

Que imprime en si la efigie que le place, Y déjate así estar con la primera. Efectos son aquellos que en tí hace 175 Que algunas veces sueles escribirme, Con que el Amor su fuerza más rehace. El desco y temor quieres que afirme, Que suben remontados muy iguales Y mueres por les dar un medio firme. 180 Si pesas la graveza de tus males, Mide asimismo aquella de tus bienes, Si en amores se sufren medios tales. Y así al temor que en esa igualdad tienes Agravio no harás en reformalle, 185 Cuando contra el deseo te detienes. Alabo tu temor sólo en crialle

Que siempre he de quedar más alcanzado Al rematar la cuenta tan estrecha.

190 El bien que, como sueño, es ya pasado, Si es que alguno me pone el alma en cuenta, Amor, pues, sabe bien si lo he pagado.

> Las horas del placer me representa Agora en el pesar, y en el descargo Con todo mi dolor no se contenta.

195

200

¿Qué diré, pues, Iberio, en un tan largo Destierro, en una ausencia tan penosa, Que al triste padecer no quede en cargo?

No basta la más alta y dulce prosa Del más alto pastor, de más estima, Para escribir mi vida trabajosa.

Mira cómo podrá tan baja rima Pobre ingenio contalla á tí, que tocas Del sacro monte la más alta cima.

205 Tristezas grandes y alegrías pocas,

Con el comedimiento su enemigo,
Que hace merecer poder dejalle.

Y pues te trata Amor tan como amigo,
Siendo de condición tan inhumana,
Haz que quiera hacer treguas conmigo.
Ó muestre su valor con mi Diana.

Esta epistola de Urrea ha sido impresa en Gallardo, tomo 2.º columna 433, notándose algunas variantes con el texto del códice de Álava, que es el que hemos seguido. Al mismo Urrea dedicó Cetina unas estancias y el soneto 141 de esta colección. Poca seguridad, temor, recelo,
Falsa imaginación, sospechas locas:
Éstas causan, Pastor, mi desconsuelo;
Déstas nace mi mal; de aquí deriva.
Viva infelice, pues permite el cielo
Que tu Vandalio en tal miseria viva.

VI.

(A. fol. 180.)

# Á LA PRINCESA DE MOLFETA (I)

El triste prisionero que, inocente
De alguna culpa que le habrán opuesta,
Con gran rigor atormentar se siente,
Viendo que su inocencia no le presta,

Ni vale su verdad á ser creido,
Y que el tormento injusto le molesta,
Tiene por menos mal decir que ha sido
Autor de la maldad que se le opuso,
Que ser de mil tormentos afligido;
Así yo, atormentado y más confuso,
Señora excelentísima, de aquellos
Que no creer verdad tienen por uso,
Viéndome ya traer por los cabellos,

<sup>(1)</sup> Véase la nota del soneto XXX, tomo I, pág. 32.

Ante vos he pensado confesarme Y decir cuanto les negara á ellos. 15 Y, pues, vuestra excelencia quiso darme Ayer tanto favor, con agradarse De saber mi pasión para ayudarme, No haría el deber, si no mostrase Mi verdad sola á vos, que al mundo niego 20 La honra que yo gano en publicarse. En gran ociosidad, en gran sosi ego Mi vida tal cual es pasar solía, Envuelta en un süave antiguo fuego, Cuando por ocupar la fantasía 25 En ejercicio honesto y virtuoso Y para divertir el alma mía, Propuse, de atrevido y de curioso, Un lauro cultivar que había plantado, Casi á la par crüel cuanto hermoso. 30 No me forzó el destino, el cielo, el hado: Antes fué arbitrio libre y voluntario, Luengamente de mí considerado. Quise probar así si con un vario Cuidado, otro del alma aflojaría, 35 Curando el viejo ardor de su contrario. Entretanto, la bella planta mía, Con mi solicitud siempre creciendo, Las raíces más firmes extendía. Yo, en tanto, cultivándola y poniendo

El bastón de mi fe do se arrimase,

40

Me iba dulcemente entreteniendo. Y aunque el cuidado nuevo no bastase Para estirpar del alma otro mal fiero, Bastó para que dél me descuidase. 45 Érame así el trabajo más ligero, Mientras el tiempo el lauro me ocupaba Y un olmo que plantado había primero. El cual, si no crecía y se alzaba Más alto, era que el lauro nuevo puesto 50 El humor de mis ojos le enjugaba. ¡Ay, Dios, qué confusión, qué pena desto Sentía el corazón, casi adivino Del mal que me debía venir tan presto! Viame desviar del buen camino, 55 Por seguir una senda obscura, estrecha, Sujeta la razón al desatino; Vía ya el alma casi sierva hecha, Y cultivando un árbol ternezuelo, Armarse de temor y de sospecha. 60 «Mira por donde vas, —decía el recelo: — No pongas tanto amor en nueva planta, Pues no sabes, al fin, qué hará el cielo. «Mira que tanta fe, mira que tanta 65 Solicitud harán que se levante Tan alta como el olmo se levanta. «Y aquel nuevo trabajo no te espante; Espantarte debría la memoria

Que del primero ardor tienes delante.

»: No miras que es dudosa la victoria, 70 Habiendo contra tí dos enemigos, Que cada cual por sí querrá la gloria? »: Piénsaste ansí esconder de tus amigos; ? ¿Piensas ansí olvidar aquel cuidado De que has dado en escrito mil testigos?» 75 Por otra parte, víame prendado De la beldad del lauro ya crecido, De la verdura dél mal engañado. Víame de su sombra recibido, Llegando á descansar tan blandamente 80 Cuanto del olmo fué ya recogido. Víame señalar entre la gente, Y que los otros árboles mostraban Envidia de mi bien si me consiente. 85 Otros agricultores, que criaban Árboles excelentes, ví jurarme Que el bien que yo alcanzaba no alcanzaban. Esto bastó, Señora, á trastornarme, Y en cultivar la planta mía hermosa Con todos los sentidos ocuparme; 90 No para que del olmo la sabrosa Memoria se olvidase ó se perdiera, Mas para resfriarme alguna cosa. Mas ¿quién fuera, Señora, que se viese En el grado en que yo entonces me vía, 95 Que lo mismo que hice no hiciese? Ví el lauro más blando cada día,

Julia lo sabe bien, y prometerme Por ventura más bien que pretendía. Porque mientra pensaba entretenerme 100 Y pasar, mientra ansí lo regalaba, Las horas que pudiese ocioso verme, No sólo la guirnalda que esperaba De sus hojas tejerme prometía, Mas de premio mayor me aseguraba. 105 Así me sustentaba; así vivía De grandes esperanzas, de las cuales Salieron ciertas más que yo pedía. Con éstas, los cuidados desiguales 110 Que del olmo tenía, poco á poco, En parte, de aflojar daban señales. Lo que yo siento desto y lo que toco, Disimular por mi vergüenza quiero; Que por la pena es cuerdo, al fin, el loco. Y por tornar donde quedé primero, 115 Llegó á tanto, Señora, mi locura, Que puse en condición mi fin postrero. En este tiempo quiso mi ventura Que de la bella planta me ausentase, Dejándola, aunque grande, mal segura. 120 ¿Quién la vió en mi partir, que no pensase Que era imposible ya ser arrancada, Ni que el viento jamás la trastornase? Mas la beldad del lauro y la malvada Fortuna me hacían, por otra parte, 125

Recelar que me había de ser robada.

Sábelo Amor con cuánta astucia y arte
Procuré en el partir aseguralla;

Que la sospecha es propia del que parte.

Mas si en algún estado no se halla

130 Mas si en algún estado no se halla
Firme seguridad, ¿cómo podría,
Siendo planta movible, conservalla?
Al fin, partí, Señora, y por la via
Llorando dije veces mil al cielo,

135

Con ansia que del alma me salía:

«Señor, si un limpio amor, un puro celo,

Una sincera fe y amor honesto

Valen para impetrar gracia en el suelo,

»Haz que el lauro, que ya en el alma he puesto

Las raíces, conserve en tal firmeza,
Que no pueda moverse ansí tan presto.»
Con cuál error lo dije y cuál tristeza.
Amor lo sabe bien, que me escuchaba,
Y reía quizá de mi simpleza.

El tiempo, que la ausencia me alargaba,
Entre la guerra envuelto y sus furores,
Amor sabe cual fué, cuál lo pasaba.
Diré bien un error, que en mis errores
Quizá ha sido el mayor que pudo ausencia
Transformar mi cuidado en mal de amores.
Llegué casi á no ver la diferencia

Llegué casi á no ver la diferencia Entre el olmo y el lauro, estando ausente: Hasta aquí llegó el mal desta dolencia.

El olmo que mi alma firmemente Sus raíces tenía mejor echadas, 155 Sintió la ofensa bien deste accidente. ¡Ay, Dios, qué luengas fueron las jornadas! Al ir, más que al volver, deste camino, ¡Ay, cuánto eran más luengas y pesadas! Creció tanto el temor mi desatino, 160 Oue cosa no bastó para alegrarme, Por ser ya de mi mal hecho adivino. Llegué, al fin, al lugar donde holgarme Con la vista del lauro había pensado, 165 Y'del temor pasado asegurarme. Hallé el jardín do lo dejé plantado, Solo estéril, sin él, inculto, extraño, ¡Como si allí jamás hubiera estado! Cual la madre que siente, por engaño, (sic) De los brazos quitar hijo querido, 170 Oueda después que ve claro el engaño, Tal quedé yo, Señora, y más corrido, Por lo que ya del olmo sospechaba, Oue por haber el lauro ansí perdido. No sin grande razón me recelaba 1.75 Los días, ¡triste yo! que estaba ausente, Puesto que su valor me aseguraba. La pena que del hurto el alma siente Trajo consigo un bien para alegrarse; Que es el desdén de aquel que se arrepiente. 180 Digna era su beldad de cobdiciarse;

Mas ¿quién no sabe que el mudar terreno Hace el primer valor menoscabarse?

Vaya, pues, del favor hinchado y lleno Aquel que lo robó, que un viento espero, Y veráse cual yo del lauro ajeno.

El árbol es en sí fácil, ligero,

185

Y ansí como en cualquier terreno prende, No será á trasponerse éste el postrero.

Si el lauro, con decir esto, se ofende, Excúseme con él vuestra excelencia; Que el fuego de menor causa se enciende.

> No soy tan sin saber, tan sin prudencia, Que más de lo que he dicho no he callado

195 Y querido vencer con la paciencia.

Yo volveré, Señora, á mi cuidado Antiguo, do agradezcan mi tormento, Y el lauro mudará como ha mudado:

199 Porque quien hace un yerro hará ciento.

### VII.

(B. A. de S. 180-33, fol. 241.—M. B., Add, 20790, núm. 42.)

### FILIS Á DEMOFÓN (I)

Filis de Tracia á Demofón de Athena Desea, riñe, llama y dél se queja, Por ver si puede así exhalar su pena. Aquel que así morir sola la deja, Por premio de haber sido regalado, En esta casa de la cual se aleja. El tiempo prometido es ya pasado En que había de tornar esa importuna

5

En que había de tornar esa importuna Nave al puerto donde eres deseado. Antes que los dos cuernos de la luna

La mostrasen redonda ni cerrada,
Prometiste volver, sin falta alguna.
Cuatro veces la he visto ya menguada,

Y cuatro veces llena, y sin tormenta,

Naves de Atena aquí hacer jornada.

Si así contases como esta alma cuenta,
Los días de la ausencia y tu tardanza

<sup>(1)</sup> Es traducción de la *Heroida II* de Ovidio, *Phyllis Demo- 1 hoonti*, que comienza:

Hospita, Demophoon, tua te Rhodopeia Phyllis Ultra promissum tempus abesse queror.

No me harían vivir tan descontenta.

Ciega de amor, la mísera esperanza

Fué tardía en creer tales extremos,

25

30

40

Haciendo de tu fe más confianza.

Mas ¡ay! que aquellas cosas que entendemos, Más tarde, cuando ofende el ser creídas, Son las que los amantes más creemos.

¡Cuántas mentiras claras conocidas He dicho yo á mí mesma, procurando Tus culpas encubrir, de mí sabidas!

Al proceloso Noto iba culpando Que tus velas forzaba y detenía,

Cuando menos furor iba él mostrando.

À Teseo mil veces maldecía,
Que del partir licencia no te daba....
¡Mira qué culpa en tu tardar tenía!

Que no fiese un día recelaba

Que no füese un día recelaba

La nave entre las ondas espumosa Mientra en las suyas Hebro te gozaba.

¡Cuantas veces, ay Dios, entre estas cosas Rogué por tu salud, mientras tú, ingrato,

Sano, doquier que estas hora reposas!

Volviendo sobre mí, dezí algún rato: «Si está sano, ya viene; y pues, viniendo, ¿Por qué lloro, por qué me aflijo y mato?

El amor, Demofón, iba fingiendo Cuantas cosas se oponen juntamente

A las que se apresuran atendiendo,

Las causas, como amante diligente, Buscaba, y las excusas de excusarte, Mientras fuiste en volver tan diligente. Ni el juramento basta revocarte. Ni el castigo de Dios nada recelas, 50 Ni basta tanto amor para ablandarte. Mas jay! que si te escondes y te celas, Es porque en el partir, pérfido, diste Al viento las promesas y las velas. Y así de entrambos me lamento, y, triste, 55 Dellas, que te debrían haber traído; De tu fe, que faltó, pues no veniste. Ingrato, dime: ¿en qué te he ofendido; ¿Qué culpa cometí, si ya no es culpa Haberte mucho más que á mí querido? бо Pues si tu desamor mi amor inculpa, Con éste había pensado merecerte, Dando el mesmo pecado por disculpa. Una grave maldad encarecerte 65 Quiero, que hallo en mí, la cual me acusa, Y es dejarme obligar sin conocerte. Mas ésta, si es maldad y no la excusa Amor, tiene apariencia, aunque sea poca, De virtud que en razón no se rehusa. ¿Qué es de la fe, traidor, que yo, de loca, 70 Creí? ¿Qué es de la ley, qué es de la mano, Y el Dios tan puesto en esa falsa boca?

¿Qué es de Himeneo, prometido en vano?

¿Qué es de aquel firme nudo y sacramento

Que se te hace de romper liviano?

Por el mar me hiciste juramento;

Por tu agüelo Neptuno, el cual allana

Y amansa el mar cuando lo turba el viento.

80

95

Y por Venus, si ya no es cosa vana;
Por las saietas fieras de Cupido,
Que no han en mi dejado cosa sana.
Por Juno, que tan grande diosa ha sido,
Y por Ceres, á quien siempre ser suele
El sacrificio místico ofrecido.

Pues si á alguno de tantos dioses duele
La ofensa, ¿qué será de tí, cuitado,
Que aun esto más conviene que recele?
Yo, mísera, tu nave he adereçado;
Yo la rehice, yo para en que fuese
Quien me había de olvidar de mí alejado.

Yo los remos le dí con que huyese De mí; yo también hice, ¡ay pena cuanta! Las armas con que á mí sola hiriese.

Tus lágrimas creí...; Quién no se espanta?
¿Es posible que lágrimas sean parte
Para disimular con fuerza tanta?
Es cierto que en las lágrimas aparte, (sic)
Y que, según del hombre es el intento,
Las esconde y las muestra y las reparte.

Tus palabras creí, tu juramento Creí, porque además de haber jurado,

El que ama cree y no teme el movimiento. No me duelo de haberte así aceptado En mi puerto, en mi casa, aunque pudiera Este mérito ser mejor pagado. 105 Mi dolor es ¡ay, Dios! que no debiera, Ya que te dí posada, darte el lecho Conyugal, ni al creer ser tan ligera. No debiera llegar el simple pecho Al tuyo lleno, de maldad compuesta, LIO En simular amor tan diestro hecho. Pluguiera á Dios... Más, ¡ay! que poco presta. Viera la noche de antes yo mi muerte; Muriera Filis y muriera honesta. ¡Mísera, que esperaba merecerte! 115 Mi esperanza venida de marido Era justa, pues justo era el quererte. ¿Qué gloria, Demofón, piensas que ha sido Burlar una doncella que creía Ser verdad todo cuanto habías fingido? 1.20 Tanta simplicidad no merecía Castigo, mas favor; yo, moza amante, Dejéme persuadir; que no debía. Si esta teneis por gloria, en este instante Suplico á Dios la suma de tu gloria 125 Sea esta y la que más adelante. (sic) De tu padre y hermanos sé la historia De sus famosos hechos divulgada, Y de tí quedó sólo esta memoria.

El caso de Scirón, y la nombrada 130 Muerte del crüel Sini, v la del hombre Ó fiera que del toro fué engendrada. La victoria de Teba el mundo asombre V los muertos centauros, los caídos Palacios de aquel dios de escuro nombre. 135 Y tras de tantos títulos sabidos. En tu imagen, que entre ellos sea metida, Se muestren estos versos esculpidos. «El crüel Demofón que á la vencida Filis engañó, al cual había entregado, 140 Con su reino, su honor, su alma y vida.» Entre tantas hazañas que han pasado Por tu padre, la burla sola creo De Ariadne en tu mente haya quedado Y que sólo en un caso sólo feo 145 Le has querido imitar, porque parece Que excusa su maldad la que en tí veo. Ariadne está bien y no carece, Como yo, de marido, y los atados Tigres la alzan en alto cual merece. 150 Mas los Traces, de mi ya despreciados, Me desprecian ahora por habellos, Por amar un extraño, desechados. Váyase ahora Atenas, dice entre ellos Alguno; no vengamos á la prueba 155 Que la armígera Tracia rijan ellos. El fin del hecho es el que el hecho aprueba;

|     | No tengan fin los hechos del que ordena     |
|-----|---------------------------------------------|
|     | Á los hechos poner esta ley nueva.          |
| 160 | Si te viesen venir, tal me condena          |
|     | De mala provisión, por mi desgracia,        |
|     | Que dirán que ha sido honesta y buena.      |
|     | Pero ni tú vendrás, ni tanta gracia         |
|     | Los dioses me darán, que vea en mis días    |
| 165 | Ese cuerpo lavar agua de Tracia.            |
|     | La sombra del temor que te partías,         |
|     | Antes que te partieras por matarme,         |
|     | Se junta agora á las miserias mías.         |
|     | ¿Cómo osaste, crüel, pues, abrazarme        |
| 170 | Y á mi cuello tener gran tiempo atadas .    |
|     | Tus manos, y con tanto amor besarme?        |
|     | Que fuesen con mis lágrimas mezcladas       |
|     | Tus lágrimas, rogando á Dios que fuera      |
|     | En guía y en favor de tus jornadas.         |
| 175 | Osásteme decir, ¡ay! quien muriera          |
|     | Entonces, cuando ya te despediste,          |
|     | Philis tu Demophón que parte espera.        |
|     | Que espere á tí, crüel, que te partiste     |
|     | Para jamás volver la vela ingrata           |
| 180 | Que, negado mi puerto, al viento diste.     |
|     | Y lo que más me aflige y me maltrata        |
|     | Es pensar que vendrás solo faltando;        |
|     | Del tiempo el tiempo es solo el que me mata |
|     | ¡Ay, sinventura yo! ¡qué estó esperando?    |
| 185 | Tienes ya otra mujer y si no es esto        |
|     |                                             |

Nuevo amor de tu amor está gozando.
¿Es cierto, Demofón, que así tan presto
Has olvidado á Filis, y que vea
Filis su nombre ya en olvido puesto?
Si procuras saber Filis quién sea,
Sábete, Demofón, que aquélla es cierto
Que amándote te llama y te desea.

190

195

200

205

210

Aquella que te dió posada y puerto En Tracia, cuando aquí fuiste traído, Del mar tan maltratado y tan desierto.

Aquella por quien fuiste socorrido En tu necesidad; la que, de grado, Cuanto se puede dar te ha concedido.

La que á tí sometió su honra y estado: El reino de Licurgo, el cual no puede

Por seso de mujer ser gobernado.

El reino que al helado Hemo concede Al rodope llegar alto y sombroso Donde Hebro sagrado al mar procede.

Y, lo que es de sentir más doloroso: Ésta es la que te dió su flor más pura, Dada con triste agüero y trabajoso.

Aquella á quien ligó casta cintura Tu mano burladora, á quien ninguno Pareció merecer tan gran ventura.

Tesifone en lugar vino de Juno Al lecho, y nocturna ave hizo el canto, Con enojoso són triste, importuno.

|     | Alecto, con llorar digno de espanto          |
|-----|----------------------------------------------|
| 215 | De pequeñuelas sierpes, fué presente         |
|     | Al acto para mí lloroso tanto.               |
|     | La lumbre, á lo demás correspondiente,       |
|     | Fué encendida de hachas funerales,           |
|     | Para que en todo hubiese inconveniente.      |
| 220 | En tanto, joh Demofón! con tantos males      |
|     | Voy pisando estas rocas espantosas,          |
|     | Mirando mil agüeros y señales.               |
|     | Yo miro si la tierra, entre otras cosas,     |
|     | Se seca, y si en la noche fría, helada,      |
| 225 | Las estrellas están claras y hermosas.       |
|     | Qué viento mueve el mar miro cuitada;        |
|     | Si vela veo, pienso que tú eres,             |
|     | Y corro á la marina apresurada.              |
|     | Viendo que no eres tú, ni venir quieres,     |
| 230 | Me hace el corazón, ya de sí ajeno,          |
|     | En los brazos caer de mis mujeres.           |
|     | Á guisa de arco hace el mar un seno          |
|     | Aquí, y al cabo dél se muestra en alto       |
|     | De precipicios y de muerte lleno.            |
| 235 | De allí he querido ya hacer un salto         |
|     | En las ondas inquietas de contino,           |
|     | Y, cuando á saltar voy, de valor falto,      |
|     | Pero yo lo haré, yo lo adivino,              |
|     | Con esperanza de ir en tu ribera;            |
| 240 | Que á un muerto el mar le enseñará el camino |
|     | Insepultada así de esta manera,              |

Te me pienso poner crüel delante, Por ver si mover puedo esa alma fiera.

Esa alma, más dura que el diamante,

Más dura que tí mesmo, y afligido, por ventura dirá á la triste amante:

«¡Oh Filis! no debiera ser seguido Desta manera yo.» Yo, muerta y fría, De allí iré al paso del eterno olvido,

250 El alma, que partir de mí porfía, Ora el veneno escoge, ora la espada, Ora la vía del mar, ora otra vía;

> Ora pienso anudar mortal lazada Al cuello, y dar así la recompiensa

255 Å mi honor, con mi muerte apresurada.

La muerte anda escogiendo el modo y piensa Hacer presto elección; que es infinito El dolor que me causa estar suspensa.

Tu nombre, como tú, duro, infinito, Perpétuo quedará en mi sepultura, En la cual se verá también escrito:

«Á Filis Demofón la muerte obscura Dió en premio del amor más limpio y sano. Olvido, ingratitud y suerte dura

265 La hicieron buscar muerte temprano.

260

### VIII.

(B. A. de S., 33-180, fol. 220.-M. B., Adl. 20790, núm. 42.)

# EN ALABANZA DE LA COLA Ó RABO (1)

Pues en el golfo grande de la cola,
Hermosísima Inés, quereis que meta

Mi pluma, vos sereis mi musa sola.
La gente popular, de mal discreta,
Dirá que es cosa baja ésta que alabo,
Y vos, que la más alta y más perfeta.
À vos digo, Señora. ¿Estais al cabo?
No entendais por la cola algún engrudo:
Cola digo, la cola, y désta el rabo.
Por Dios, de puro miedo helado sudo,
Pensando que el furor á ello me lleva,
Siendo de ingenio torpe, extraño y rudo.
No sé por qué quisistes hacer prueba,

<sup>(1)</sup> Impresa en Gallardo, tomo 2.º, col. 440.

Parece ser que en algunos códices, que no he podido examinar, por ignorar cuáles sean y en dónde paran, se atribuye esta epístola á don Diego Hurtado de Mendoza. A sostener esta opinión se inclina mi docto maestro el Sr. Menéndez y Pelayo, en su libro Horacio en España, tomo I, pag. 11. Á Mendoza se han atribuído multitud de obras que no le pertenecen, y así, por ejemplo, en el ms. de la Biblioteca Nacional, M. 223, se incluye la famosa carta de los Catarriberas, de Eugenio de Salazar, entre las obras del docto D. Diego.

Señora, de un tan flaco entendimiento, En materia tan alta, honda y nueva. 15 Si el lugar de la cola os da contento, Si tanto deseais verla alabada Y que tanto loor no lleve el viento, Otra pluma mejor y más limada Debríais buscar: no la pequeña 20 Mía, en bajo sujeto acostumbrada. Mas si la habilidad vuestra le enseña Algún primor, si dentro en sí la tira, Deshacer su poder su fé os empeña. Venus, que por la cola arde y suspira, 25 Supla, pues, de la pluma ahora la falta, Que por vos á exaltar la cosa aspira. La materia es en sí difícil y alta; Tal, que pensando en ella, ansí escribiendo, Se me extiende y altera y sobresalta. 30 Pero, porque venir al caso entiendo, La cola digo que es cosa preciosa, Como con argumentos lo defiendo. La cola es al mirar baja y hermosa, Pompa del que la trae y ornamento, 35 Y juntamente honrada y provechosa. Tiene la cola un apacible asiento, Jurisdicción por sí tan elevada, Que es parte de mayor contentamiento. Es la cola una cosa tan preciada, 40

Que no es tan sólo propia de animales,

Mas de los dioses ya también fué usada. Ved los signos celestes ó señales Escorpión, Capricornio, Tauro, Leo, Aries, Piscis, y aun otros principales. 45 De los doce, los más con cola veo; Y aun pienso que la Virgo la tuviera, Si Jove concediera su deseo. Ved, Señora, también cuál pareciera Aquel Cauda-Draconio espantoso, 50 Si derribada como mula fuera. Ved á Júpiter, viejo y lujurioso, En mil diversas bestias transformarse Por parecer con cola más hermoso. Las cometas que suelen señalarse 55 Pronosticando cosa ántes que sea, Con cola las vereis siempre mostrarse. Las cabrillas, con cola, y Amaltea, Y el cornudo cabrón debajo tiene 60 Cola, porque sin ella es cosa fea. Los caballos del Sol ved si conviene Que la tengan, al menos, el verano, Cuando el tábano fiero á morder viene. Cola tenía la vaca que el villano Pastor guardaba á Juno, que robada 65 Le fué después y suspirada en vano. Y de la penitencia que fué dada Á Argos, vemos agora su figura En una cola de pavón mudada.

La águila que robó la hermosura 70 Oue Jove quiso hacer cosa divina, Con cola se nos muestra en su pintura. Pues en el carro allá de Proserpina, Colas tienen las sierpes que la tiran, Cola el celeste rayo que camina; 75 Las palomas de Venus, si las miran, Colas tienen, y colas los pavones De Juno, que á mayor beldad aspiran. Allá en los caduceos, los dracones 80 Que en él están revueltos, colas tienen, Mercurio sabe bien por qué razones. La mayor Ursa y la menor nos vienen Con las colas alzadas, desmostrando Que son más frías harto que convienen. Si el cielo quereis ver, considerando, 85 Hallareis, si se da fe á los poetas, Que tiene allí la cola el mayor bando. Mas bajemos del cielo á las secretas Moradas del infierno, y hallaremos Con colas sus pinturas más perfetas. 90 Si algún demonio dibujar queremos, La cola y cuernos son ciertas señales; Ni sin cola dïablo alguno vemos. La culebra, que fué de nuestros males Principal ocasión, cola tenía; 95 Cola tienen las Furias infernales.

Cola tiene Cervero, y no hay harpía

Oue no tenga su cola aguda v luenga; Mas sin cola un demonio, ¿qué sería? No quiero que el infierno me detenga; 100 Mas pues dél y del cielo hemos hablado, Bien es que á la región del aire venga. Ningún ave vereis, si habeis notado, Que no tenga su cola, ni sin ella Natura las hubiera al mundo dado. 105 Pues bajad á la mar; vereis en ella Tantas diversidades de pescados Mostrar su cola cada cual más bella. Los chicos y los grandes extremados Todos con cola son, la cual los hace 110 Más sueltos, más ligeros, más osados. Y aun del pece, el que dél se satisface, Dice la cola ser más sana y buena Oue lo demás, y al gusto más aplace. Ved agora la tierra, y verla heis llena 115 De animales con cola, que sería Quererlos escribir perder la vena. Mirad los turcos, y hallareis hoy día Que usan traer la cola de un caballo Por ornamento y grande gallardía. 120 Voy buscando si acaso animal hallo Sin cola, y hallo, al fin, sólo la mona, Oue de risa no puedo ahora contallo: Dice un doctor que, por ganar corona De sabio, Satanás la mona hizo, 125

if it

Pensando que formaba una persona.

Mas viéndola salir tan mal hechizo,
Arrepentido quiso dehacella,
De que la mona mal se satisfizo.

130 Y viendo que el demonio iba á asir de ella,
Por pegalle una cola, entendió luego
Que, por bestia ser, él, lo ha de ser ella.
Por lo cual fué corriendo y en el fuego
Puso entrambas las nalgas, y asentada
En las brasas se estuvo con sosiego.

Viendo el demonio, al fin, que en carne asada No podía pegar, la cola arroja, Sacudiendo á la mona una puñada

De las que sabe dar cuando se enoja,

Tal que perdió la habla, y de tal suerte, Que nunca más habló, ni se le antoja.

140

Llega la mona al punto de la muerte, Y allí quedó arrugada y amarilla Y el cuero de las nalgas duro y fuerte.

145 Divulgóse después la maravilla,
Y puesto que la mona no lo cuenta,
En el vientre nos muestra hoy la mancilla.
Tornemos á la cola. Ved qué afrenta:

Con ella nace el escorpión mordiendo;

Después, la de la sierpe, si es sangrienta.

Mirad la lagartija que, en muriendo,

La cola que le fué cortada, dura Dos horas revolviéndose y bullendo.

1 -- 1 ---La mayor obra fué que hizo Natura; Y en la cola que dió á los animales 155 Mostró su providencia y su cordura. À los hombres, por ser más principales, Se la puso delante, y puso en ella Más fuerza de virtudes naturales. À la mujer, tan delicada y bella, 160 No quiso poner cola; mas que fuese Su ansia principal la guarda de ella. Por esta causa quiso que tuviese, Según dicen algunos, un secreto 165 Lugar do la guardase y escondiese. De aquí nació el amor, porque, en efeto, Amor no es otra cosa que un deseo De dalle á nuestras colas un receto; Puesto que dice un libro en que ahora leo, Que en las guerras civiles que pasaron 170 Antes que hubiese mundo, había ya reo. Así unos de los otros se apartaron, Que jamás en la paz después pudieron Juntarse cada par, ni se juntaron. En esta fiera guerra se partieron; 175 Que si la hembra y el varón agóra Son dos, entonces uno solo fueron. Pegados dicen que nacían, Señora; Y por aquel lugar mesmo pegados Que andándose á buscar se pegan hora. 180 Eran, como perdices, pareados;

Macho y hembra, una cosa; y cada uno Era mitad de otro separados.

Pasado de la guerra el importuno Furor, cada mitad vuela y procura Su mitad, que hallar puede ninguno.

185

195

El un medio quedó, por aventura, Con la cola pegada al apatrarse,

Y el otro con la funda horrenda, obscura.

Y así, á una mujer vereis juntarse

Con un hombre hoy y otro mañana, (sic)

Y es que desca con su mitad toparse.

No os digan que es lujuria, ni que es gana

De no sé qué: que sólo anda buscando La cola por tener su funda vana.

Por lo cual, mientras anda así buscando Su mitad cada cual, para proveerse De su cola y no andalla mendicando,

Quisieron por señal casi ponerse

De la demanda en que andan peregrinas, Las colas que en las suyas pueden verse.

En las guerras terrestres y marinas Dicen que iba la cola al enemigo, Cuando van las escuadras muy vecinas.

Ved, pues, en un caballo aquel castigo Que en la cola le hacen si babea. Y diréis que es mejor que lo que digo. Si un caballo sin cola es cosa fea,

Decidlo vos, y sea rocín de caza

| 210 | Ó algún otro animal, cualquier que sea. |
|-----|-----------------------------------------|
|     | ¿No habeis visto, Señora, la picaza     |
|     | Con la cola cubrirse y defenderse       |
|     | Del mejor gavilán de mejor raza:        |
|     | Mas ¿qué digo? ¿No veis también coserse |
| 215 | Ó enjerille la cola á los halcones,     |
|     | Que sin ella no saben qué hacerse?      |
|     | Y, porque viene ansí sobre razones,     |
|     | Una mujer sé yo que viendo un día       |
|     | Enjerillas á dos esmerejones,           |
| 220 | Dijo: «Diga, Señor, ;no me sabría       |
|     | Enjerir una á mí, que me durase         |
|     | Cuanto podrá durar la vida mía?»        |
|     | Yo le dije que sí, si se obligase,      |
|     | Mientras se la pegaba, á estarse queda, |
| 225 | Que no se revolviese ó menease.         |
|     | ¿Qué cosa se verá jamás que pueda,      |
|     | Igualarse á un pavón enamorado,         |
|     | Cuando la bella cola pone en rueda?     |
|     | ¿No habeis visto algún hombre confiado  |
| 230 | De su cola, en mostrándola á una moza,  |
|     | Tener el pleito ya por acabado?         |
|     | No es la cola animal de toda broza;     |
|     | Antes cosa gentil, regocijada,          |
|     | Que juega, que se mueve y alboroza.     |
| 235 | Ved, pues, del avestruz si es estimada  |
|     | La cola, y si hay bravo que quisiese    |
|     | Andar sin ella más que sin espada.      |
|     |                                         |

¿Qué sería del gallo si estuviese Sin cola? ¿Quién mató faisán alguno, Que en el sombrero no se la pusiese? 240 Si no temiese seros importuno, Milagros de la cola os contaría, De que está el inorante vulgo ayuno. El doctor Villalobos dijo un día Al conde que murió de Benavente, 245 Viendo que estaba malo y no comía, Trayéndole una trucha allí al presente: «Comed la cola de ésta, que es muy sana; Digo, la cola es buena solamente.» El Conde comenzó á reir de gana, 250 Del hacer diferencia de la cola Al cuerpo, cosa al parecer liviana. Disputóse la causa, y sustentóla Contra el Conde el doctor, como letrado, 255 Y con una razón le venció sola. Dijo que todo miembro ejercitado Era sabroso más, menos dañoso, Y tanto sano más cuan más usado. Oyólo acaso un paje malicioso, Y atravesóle un triunfo de trasmano. 260 Con que quedó el doctor ménos donoso, Dijo: «Señor doctor, en el verano Una cola de un asno ejercitada En amoscar, ¿será bocado sano? De la extraña pregunta y avisada 265

Quedó el señor doctor harto corrido Y su opinión por fuerza condenada. Mil veces creo, Señora, habreis oído: «Subió sobre la cola el jerifalte Súbito que la garza en alto vido.» 270 Quiere decir que aunque más vuele y salte, No puede algún halcón subir derecho Cuando de su valor la cola falte. Mirad un cazador un turco hecho, Si con la cola al viento un lance hace, 275 Porque va con zozobra y con despecho. Si el amor ó el temor á un can aplace Mostrar, y si su gozo mostrar quiere, Con la cola lo muestra y satisface. No está airado el león mientras no hiere 280 Su cuerpo con la cola; pero cuando La mueva, huya dél el que lo viere. Mil cosas, mientras una estoy pensando, Se ofrecen que decir, y en el decillas 285 Unas á otras vanse embarazando. Mas ¿quién sabrá decir las maravillas De la cola, que vos, cuya memoria Hoy hace dar risadas y cosquillas? Vos, que de tantas colas tanta gloria Supistes alcanzar, á vos, Señora, 290 Toca darle la palma y la victoria. De cómo se defiende la traidora

Raposa con la cola entre los canes

Pensé yo decir más que digo agora.

Si no basta, decid á mil galanes
Que teneis, cuya cola os regocija,
Que empleen en loalla sus afanes.
Bien sé que es mala noche y parir hija
Todo lo que he alabado, pretendiendo
Hacer que con el nombre se corrija
El que vos entendeis como yo entiendo.

IX.

(A. fol. 235)

### Á LA PRINCESA DE MOLFETA (1)

Señora excelentísima, proficiat

La hija, que aunque sé que llego tarde,
Pienso que no seré mal recibido.

Acá nos ha cabido á todos parte
Deste contentamiento, y á mí solo
Sin duda mucho más que á todos juntos,
Porque amo y debo más solo que todos.
El príncipe está bueno, y tan contento,
Que, de sentirlo dello, estamos todos. (sic)

5

<sup>(1)</sup> Véanse los sonetos 30 y 34 y la espistola 6,

- Dicen que se irá presto; Dios lo haga
  Como yo lo deseo, y si hay alguna
  Allá que con un *ámen* no me ayude,

  Possio vederla dil su amor ausente;
  De hombre que con servir tiene gran cuenta
- Yo no quiero perder las ocasiones.

  Podría ser llegar allá de noche,

  Cansados, muy lodosos y hambrientos,

  Y sé que hallaremos puesta en orden
- La cena, y que será vuestra excelencia La que lo tendrá todo proveido. Pero porque de acá van mil golosos, Y la razón también que lo requiere, Será bueno hallar olla podrida,
- Porque, según filósofos de estómago, Es la cena méjor hora de invierno. Vuestra excelencia mande hacer una, Que tenga tantas cosas diferentes Cuantas aquí serán puestas en lista.
- 30 Búsquese lo primero tan gran olla,
  Que quepa en ella todo, quede espacio,
  Para poderla menear, que baste;
  Y si tal no se halla, allá en palacio
  De don Jorge harán una excelente,
  Salva si no guerrán del Corndina
- Salvo si no querrán del Coradino
  Hacer una que baste á diez conventos.
  Meterán, lo primero, toda entera,
  Pues cada parte es buena, y toda junta,

La señora Lucía, y con aviso (1)

- 40 Que miren que la olla no se pegue
  - A ella, puesto que es muy despegada.
     Ésta será señora de la olla,
     Principal fundamento y mejor parte.
     Pero porque ha de ser olla podrida,
- Que ha de tener mil géneros de cosas,
  De buenas y mejores y notables,
  De cosas delicadas y groseras,
  Testuces, manos, pies, orejas, lenguas,
  Tasajos, y tocino, y carne seca,
- Fondráse más de la condesa Laura (2)

  Repartiráse así desta manera:
  Un tasajo echarán de Juan del Río,
  Y no dos, porque es carne de tinelo;
  Ni aun creo que tendrá para uno sólo.
- Los ojos, de que tiene el sol invidia, Y unas sofrenadillas con que suele Darse cuando saluda á media carta. Pondrán de la señora doña Elena La hermosa presencia, que no basta
- 60 Con aquel andar grave de su hermana; El testuzo del músico que tañe En la cámara, pongan con antojos,

<sup>(1)</sup> Véase el soneto 214 A un lacayo muerto debajo del carro en que iba Lucia Harriela.

<sup>(2)</sup> Véase el soneto 121.

Que serán menester para comelle. De la señora Bárbara Visconte

- Pondrán cierto guiñar, ciertos meneos, Y aun de la mitad destos hagan salsa, Que bastará hacer comer los muertos, Y guárdese la suya á sant Bernardo. También pueden poner della la lengua,
- Que es singular bocado, y si no agrada
  Dénmelo toda á mí, que yo lo acepto.
  Y del príncipe de Áscoli se ponga (1)
  La blanca lagartija de la gorra,
  Sin el mote que á torno la rodea.
- También quiero, Señora, que se pongan
  Un pecho de Vitella genovesa
  (Vuestra excelencia ha visto si es hermoso),
  Y la mitad de la condesa Livia,
  Pues no dará mal gusto á nuestra olla.
- Cuerpo de mí, que ya se me olvidaba
  Lo mejor de la olla y más sabroso!
  De la duquesa moza un dico atia (sic)
  Ponga, que vale más que algunas piensan.
  De la señora Claudia todo es bueno,
- Pero baste poner sola la boca,
  De la hermosa presidente el cuello,
  Y de la Laura de Limé las manos.
  Los melindres pondrán y damerías

<sup>(1)</sup> Véase la nota del soneto 17.

De una señora moza toledana;

90 Y, si no caben todas, una parte
De la más bella Hipólita se ponga:
La bellísima boca solamente,
Y cómala su padre, pues no hay otro
Que merezca manjar tan delicado.

Y si querrán poner lengua salada,
Tan salada que nadie se la coma,
La señora Violante dé la suya,
Que envuelta con sus manos sera buena,
Mas, porque serán muchos los de mesa,

Pónganse de otras damas otras partes,
Que tienen singulares y hermosas.
De carne salvajina es bien que pongan
En nuestra olla podrida alguna parte,
Como, será decir, ambas las piernas

De Camila Balarza, que las pinto
Con la imaginación; que serán tales.
Tres ó cuatro doncellas de Violante,
Una de la señora presidente,
Tres de vuestra excelencia, con la enana,

Por que tengan de todo y para todos.
Y porque, al fin, tal viene que tal quiere,
Es bien que pongan mil diversidades
De cosas mil; diversas sabandijas.

Mas ¿dónde me dejaba el más sabroso Bocado? Medio baile de la antorcha,

Bailado entre don Jorge y la Vitella. Por nabos, ajos, berzas y cebollas, Pongan de Vigolín mil desatinos,

- 120 Que es cosa que en la olla se requiere.
  Y si quieren poner cosa de puerco,
  Del capitán Martín medio tocino
  Podrán poner y un poco de ternilla.
  Pero de su mujer quiero que pongan
- Dos ó tres villanescas, y los ojos
  Del ciego que cantar suele en tenores.
  La sal de toda nuestra olla podrida,
  El sabor más perfecto y más sabroso,
  Será vuestra excelencia solamente,
- Y la que dé la gracia y el buen gusto.

  Lo demás que en la olla paresciere

  Que se debe poner, va remitido

  Sólo á su voluntad, con que las puestas

  No falten de ponerse; que nosotros
- No faltaremos de ir, bien deseosos

  De comer tan hermosa olla podrida.

En Vigeve, 24 de Abril 1545 años. (1)

<sup>(1)</sup> Creemos que debe ser la población italiana de Vigevano, donde en Marzo del siguiente año murió el Marqués del Vasto, hecho que referimos, en la nota de la página 20 del tomo I, como ocurrido en Miláu. donde fué sepultado aquel prócer.

Χ.

(A. fol. 116.)

Señora, ya el dolor no me consiente,
Ni la razón que tiene de quejarse
El alma, que no diga lo que siente.
Confusa entre el temor de aventurarse,
Y en la ansia de contarte su tomento,
Ha estado sin saber determinarse,
Hasta agora que el triste sufrimiento,
Vencido del dolor, ante tí viene,
Temblando del doler del escarmiento.
No sé cuál de los dos más me conviene

5

10

15

20

No sé cuál de los dos más me conviene: Ó callar lo que siento, ó descubrillo. ¡Triste del que en tal duda se detiene!

La vergüenza que siento hora en decillo, Amor sabe cuál es; mas ¡ay! que es suerte, Cuanto es mayor la pena, descubrillo.

No sé cómo conviene ó cómo acierte À decirte mi mal, que, en comenzando, No guste el trago triste de la muerte. Ya tú, Señora, vas adivinando,

No lo que digo, nó, mas lo que quiero Decirte, en verme andar titubeando.

Fuerza ha sido de Amor, tirano fiero; Contra él no basta ley, fe, ni firmeza De amante, ni lealtad de caballero.

| 25 | Villanía no fué, no fué flaqueza            |
|----|---------------------------------------------|
|    | Mudar de voluntad, mas fué el mudarme       |
|    | Pasar de un alto grado á más alteza.        |
|    | ¿Quieres, pues, Amaríllida, culparme?       |
|    | ¿Sientes tú lo que Dórida debría            |
| 30 | Sentir, por ella nó, mas por matarme?       |
|    | Verdad es que mudé la fantasía;             |
|    | El objeto mudé, mas no la pena:             |
|    | Hora muero por tí; por ella ardía.          |
|    | Rompió el Amor, Señora, la cadena           |
| 35 | Que ató mi libertad nueve ó diez años;      |
|    | Á morir en la tuya me condena.              |
|    | ¡Cuán segura estarás que no hay engaño      |
|    | En palabras tan claras, pues confieso       |
|    | La culpa de mis males tan extraños!         |
| 40 | Tú sabes, Amaríllida, el proceso            |
|    | De mi pasado ardor; que sólo en esto        |
|    | Y en amarte no tuve el hado avieso.         |
|    | Si fué limpio mi ardor, si ha sido honesto, |
|    | Si secreto guardé, si firme ha sido,        |
| 45 | Júzgalo tú, que está en tus manos puesto.   |
|    | Si á Dórida, Señora. yo he servido,         |
|    | Si la adoraba este alma que te adora,       |
|    | Tú lo sabes, que sólo lo has sabido.        |
|    | Podríasme decir aquí, Señora:               |
| 50 | «                                           |
|    |                                             |

<sup>(1)</sup> Falta este verso en el ms. de Álava.

Si no amabas, tampoco amas agora.

»Y no quiero creer que no la amases, Ni que, si fueran falsos tus amores, Diez años de dolor disimulases.

»Pero quiero creer que sois traidores Los hombres y que tú, por excusarme, Das hora á tu traición esos colores.»

55

60

65

70

75

Si á Dórida he yo amado, ¿á qué ocuparme En tornallo á decir? Si eran ficciones,

Tú has dicho lo que basta á disculparme.

No pueden, nó, olvidarse las pasiones En el alma arraigadas, facilmente; Mas puédenlas templar las ocasiones. Dórida está en mi alma así presente

Como estuvo jamás, mas de tal arte, À nuevo poseedor cede y consiente. No está olvidada, nó, salvo, que, en parte, Viéndote en su lugar tirana hecha,

Parece que se enoja y que se parte.

Vive en mi alma Dórida en sospecha.

Que, al fin, ha de quedar sola contigo,

Porque para las dos es casa estrecha.

Y en las verdades que sin premio digo Puedes ver, Amaríllida, que tanto Temo tu saña, más que mi castigo.

Queda que agora satisfaga á cuanto Puedes de mí dudar ó recelarte, Si el amarte hora yo te causa espanto.

Si alguna vez te has puesto á contemplarte, Véte cual vo te ví, cual vo te veo: 80-Verás que causa tuve para amarte. De aquí nació el amor, dél el deseo, Del deseo el cuidado, y dél la pena; De la pena el tormento en que me veo. (sic) Tu beldad, de que va pomposa y llena 85 De gloria nuestra edad, tuvo la culpa, Y es la beldad tu parte menos buena. Pues si tu hermosura me disculpa, Si está tan manifiesto mi descargo, Quien me debe absolver, ;por qué me culpa? 90 Demás de tu beldad, campo tan largo Para hartar de dulces pensamientos Mi alma, otras mil cosas te dan cargo. Los regalos, los buenos tratamientos, Tu dulce conversar, y tus blanduras, 95 Han sido la ocasión de mis tormentos. Tus burlas y tus juegos, tus dulzuras, Los favores con arte descuidados, Han sido la ocasión de mis locuras. Los dulces tratos entre nos pasados, 100 Por tu parte en descuido, han de la mía Sido sola ocasión de mis cuidados. Júrote con verdad (y no debría Decirla, pero ya mi desatiento Ni te puede mentir ni acertaría) 105 Que si el primer ardor me da tormento,

Si del todo no está de mí olvidado, Ha sido un no sé qué que de tí siento, Que me hace vivir desconfiado.

#### XI.

(B. A. de S., 33-180, fol. 215.—B. N.-Q. 21, fol. 725 y M. 223.— M. B., Add. 20790, mim. 42.)

## LA PULGA (I)

Señor compadre, el vulgo, de invidioso,
Dice que Ovidio escribe una elegía
De la Pulga, animal tan enojoso.

Y mienten, que no fué ni es sino mía;
Notada de invención, mas traducida
De cierta veneciana fantasía.

5

<sup>(1)</sup> Impresa en Gallardo, tomo 2.º, col. 437.

El códice de Sevilla y el de Londres atribuyen esta epístola á Cetina: los de la Biblioteca Nacional á D. Diego Hurtado de Mendoza. El doctor William I. Knapp, la insertó como de este último en el tomo XI de la Colección de libros españoles, raros ó curiosos, Madrid, 1877, afirmando en una nota que es imitación del Capitolo del Pulice, de Ludovico Dolce, célebre poeta veneciano.

D. Juan Luis Estelrich, doctisimo colector de la Antología de poctas líricos italianos, traducidos en verso castellano. Palma de Mallorca. 1889, la copia también como de Mendoza.

Nótanse algunas pequeñas variantes entre los textos de Gallardo y Knapp. Seguimos en esta impresión el primero de aquéllos, que se ajusta al códice sevillano.

Y, mutatis mutandis, añadida; Porque la traducción muy limitada Suele ser enfadosa y desabrida. ¡Oh Pulga esquiva, fiera y porfiada, 10 Enemiga de damas delicadas, Tú que puedes saltar cuando te agrada! ¡Quién tuviese palabras tan limadas Bastantes á decir de tus maldades Fierezas memorables señaladas! 15 Tú haces pruebas grandes y crueldades, Y aun creo que tú sola entre animales Sabes más que la mona de ruindades. Haces atrevimientos, jy qué tales! Dejas amancillada una persona, 20 Que parecen de lepra las señales. Por tí el más cuerdo, en fin, se desentona; Vives de humana sangre, y siempre quieres Comer, á misa, á vísperas y á nona. Entre nosotros vas, y eres quien eres, 25 Siempre á nuestro pesar, y no hay ninguno Que se pueda guardar cuando le hieres. No sabemos de tí lugar alguno; Ni eres fraile, ni abad, ni monacillo, Ni hembra, ni varón, ni apenas uno. 30 Eres una nonada, eres coquillo, Eres un punto negro, y haces cosas Oue no osáran hacer en Peralvillo. Das tenazadas ásperas, rabiosas,

Al rey como al pastor, al pobre, al rico. 35 Y al príncipe mayor enojar osas. Picas, no sé con qué, que todo es chico: ¡Dejárasnos, al menos, en picando, Como deja el abeja el cabo y pico! Esté el hombre durmiendo, esté velando, 40 Tú sin temor y sin vergüenza alguna Lo estás con tus picadas molestando. El simplecillo niño está en la cuna. La delicada monja allá en el coro, Y á todos tratas sin piedad alguna. 45 No tienes reino, cetro ni tesoro; Mas hártaste de sangre de cristianos, Que no lo hace un perro, un turco, un moro. Ni se ríen de tí los cortesanos, Mostrando el pecho abierto entre las damas, 50 Los hígados ardiendo y los livianos: Pues tú, malvada, enmedio de sus llamas, Los haces renegar y retorcerse, Pudiéndolos tomar allá en sus camas. :Hay hazaña mayor que pueda verse 55 Que el ver al más galán, si tú le cargas, Perdiendo gravedad, descomponerse? Traidora, si te agradan faldas largas, ¿Por qué dejas los frailes religiosos? ¿Por qué no los molestas y te alargas? 60 Oue sus bocados son los más sabrosos: Allí me las den todas; tus denuedos

Allí pueden hacer tiros dañosos.

Si por tomarte van los hombres quedos

Cuando piensan que estás dentro en la mano,

65

70

75

80

85

90

Con un salto te vas de entre los dedos.

El que piensa engañarte es muy liviano; Porque vuelas sin alas, más ligera. Que pensamiento de algún hombre vano.

Una razón, una palabra entera Sueles interrumpir, mientra, durmiendo, Te muestras insolente, airada y fiera.

¡Ay, pulga! á los alanos te encomiendo; Y áun esto que decir de tí me resta, À bocados me vas interrumpiendo.

Pues no os he dicho nada de la fiesta Que pasa, si se os entra en una oreja! Allí es el renegar; mas poco presta.

Allí va<sup>3</sup> susurrando como abeja, Méteos en el celebro una tormenta, Cual debeis ya saber, que es cosa vieja.

Mas entremos ¡oh pulga! en otra cuenta, Y no te maravilles si me ensaño; Que no es mucho que el hombre se resienta.

Dime, falsa, crüel, llena de engaño, ¿Cómo osas tú llegar á aquel hermoso Cuerpo de mi Señora á hacer daño?

Mientra el sueño le da dulce reposo, Presuntüosa tú le estás mordiendo, Ó vas por do pensallo apenas oso.

¡Qué libremente estás gozando y viendo Aquellos bellos miembros delicados, Y por do nadie fué vas discurriendo! La cuitada se tuerce á tus bocados; Mas tú, que vas sin calzas y sin bragas, 95 Entras do no entrarán los más osados. No puede haber maldad que tú no hagas; Pero eres pulga, y sea lo que fuese, ¡De cuál envidia el corazón me llagas! Parezca mal á aquel que pareciese, 100 Yo quisiera ser pulga, y que con esto Me tornase á mi sér cuando quisiese. Porque en aquella forma no era honesto. Ni pudiera agradar á mi Señora. Ni á mí, y me quedara hecho un cesto. 105 Lo que fuera de mí contemplo agora, Y siento de dulzura deshacerme Y aun tal parte hay en mí que se mejora. Lo primero sería luego asconderme Debajo de sus ropas, y en tal parte, IIO Que me sintiese y no pudiese verme. Allí me estaría quedo, y, con gran arte, Miraría aquel cuerpo delicado Que de rosas y nieve se reparte. ¡Qué tal estaría yo, disimulado, 115 Gozando agora el cuello, agora el pecho, Andando sin temor por lo vedado!

Un sátiro, un priapo estoy ya hecho,

Pensando en aquel bien que gozaría Viendo que ya dormida se iba al lecho. 120 ¡Cuán libremente, qué á placer vería Todas aquellas partes, que, pensando, Me enderezan allá la fantasía! Pero quien tanto bien fuese mirando, ¿Cómo podría estar secreto y quedo, 125 Que aun agora, sin serlo, estoy saltando? Mas pusiérame seso, al fin, el miedo, Y hasta que saliesen las criadas, Que aun esperar, pensándolo, no puedo. En sintiendo las puertas bien cerradas, 130 Dejando aquella forma odiosa y fiera, Siguiera del amor otras pisadas. Tornárame luego hombre, y no cualquiera, Mas un mozo hermoso y bien dispuesto, Robusto dentro, muy galán de fuera. 135 Llegara muy humilde ante ella puesto, La boca seca, la color perdida, Ojos llorosos, alterado el gesto. Dijérale: «¡Mi alma, entrañas, vida! Yo me muero por vos más há de cuanto; 140 No dejemos pasar esta venida.» Pero, por no causar algún espanto, Antes que la hablara alguna cosa, Escupiera ó tosiera allí entretanto. Ella, más atrevida y maliciosa 145 Que mula de alquiler, entendería

Por las señas, y el texto por la glosa.

Allí era el desparlar la parlería,
Y el afirmar con treinta juramentos

Que era todo verdad cuanto diría.

Pintárala mayores mis tormentos
Que la torre que el asno de Nembrote
Comenzó con tan vanos fundamentos.

No la hablara con furor y al trote,
Antes grave, piadoso y afligido,

Antes grave, piadoso y afligido,
Porque no me tuviera por virote.
Dijérale: «Señora, yo he venido
Aquí; solos estamos, sin que alguno
Lo vea, ni jamás será sabido.

165

4Yo soy mozo y vos moza. No hay ninguno
 Que nos pueda estorbar que nos holguemos;
 El tiempo y el lugar es oportuno.
 Mostrara gran pasión; hiciera extremos,

Mostrara gran pasión; hiciera extremos Suspiros, pasmos, lágrimas, cosillas Con que suelen vencerse, como vemos.

Si la viera sufrir tales cosquillas Y callando mostrar que lo otorgaba, Allí fuera el hacer las maravillas. Mas si airada la viera y que gritaba,

Tornándome á ser pulga en un momento,
Del peligro mayor me aseguraba.
Allí fuerar ver su desatiento,
Cuando llegara gente á socorrella,

Quedarse amortecida y sin aliento.

Mas siendo, como es, tan sabia ella, 175 Antes quiero creer que tan segura Ocasión no quisiera así perdella. Que no es honestidad, sino locura, No gozar hembra el bien que está en la mano, Sin poner vida y honra en aventura. 180 Pero yo os voto á Dios, compadre hermano, Oue si la mi señora no callara, Oue no fuera el dar voces lo más sano. Porque ya podeis ver si recelara Tornándome á hacer pulga, y si pudiera 185 Asentalle diez higas en la cara. Siendo pulga, debajo me metiera De las ropas, y como un bravo y fiero León, toda á bocados la comiera. Entrárale en la oreja lo primero; 190 Hiciérala rabiar, y por nonada Entrara en parte.... Ya en pensarlo muero. Tuviérala despierta y desvelada; Y apenas hay en ella alguna cosa, Donde no le asentara una picada, 195 Y ella, que es tan soberbia y enojosa, Mal sufrida, colérica, impaciente, Fuera harto de verla así rabiosa, Viendo que tuvo la ocasión presente, No habiendo de dormir, para holgarse, 200 Y que así la perdió súbitamente. ¡Qué hiciera de torcerse y de quejarse!

Pues quizá dejaría de picalla? Ni por verla llorar ni lamentarse. ¡Hallarme por el rastro, ni esperalla 205 Si viniera á tomarme? Era excusado: Vo sé bien cómo había de molestalla. Mas, compadre, :no veis dó me ha llevado El cuento de la pulga, y lo que ofrece Un pensamiento á un triste enamorado? 210 Esta contemplación, que así parece Cual tesoro que el duende á veces muestra, Ó riqueza que en sueños aparece. No penseis, pues, Señor, por vida vuestra, Que estoy fuera de mí ni desvarío, 215 Porque será opinión algo siniestra. Pasóme la corriente, y como el río Sigo tras el correr que así me fuerza, Como quiere et perverso hado mío.... (1)

<sup>(1)</sup> Así termina esta epístola en Gallardo. En otros códices se añade este verso:

Haciendo que á una parte y á otra tuerza.

En el códice de la Nacional, Q. 21, concluye así:

Entretanto, esta pulga anda y se esfuerza Picándome y está ¡el diablo! puesta Allí do la Belona há mayor fuerza; ¡Ved cuánto es atrevida y deshonesta!

XII.

(A. fol. 78.)

# AL PRÍNCIPE DE ÁSCOLI (I)

Señor, más de cien veces he tomado La pluma y el papel para escribiros, Y tantas no sé cómo lo he dejado. Y no os maravilleis, porque son tiros

En la nota del soneto XVII, tomo I, pág. 22, hablamos de la amistad de Cetina con el Principe, también poeta y llamado *Lavinio* en el lenguaje arcádico de aquella época.

Hernando de Acuña dedicó á este mismo personaje un soneto, impreso entre sus poesías, y que copiamos:

### DAMÓN

Lavinio, al comenzar de mi cuidado
Vi que á mi perdición iba derecho;
Pero juzgué tal daño por provecho,
V así lo hubieras tú también juzgado:
Por do el amonestarme es excusado,
Que, aunque me pone ausencia en gran estrecho,
Lo que piensas que sufro á mi despecho,
Contento lo padezco y de mi grado:
Que si Amor deste mal quiere que muera,
No me podrá quitar que éste no sea
Remedio de mis males, y el más sano;
Porque tras haber visto á Galatea,
¿Qué bien podrá igualarse al que perdiera
En no padecer muerte de su mano?

<sup>(1)</sup> Publicado por D. Adolfo de Castro en el tomo XXXII de la Biblioteca Rivadeneyra.

Que del pasado mal de los amores 5 Quedaron en lugar de los suspiros. Ya no canto, Señor, por los temores Que solía cantar; ya mudo verso; Ya se pasó el furor de los furores. Un modo de escribir nuevo y diverso 10 Me hallé, poco há, para holgarme, Y por huir del otro tan perverso, Solía cantar de amor y desvelarme, Andar fantasticando mil dulzuras, Que paraban después en degollarme. 15 Yo no escribo, Señor, delicaduras; Escríbalas quien es más delicado; Yo soy loco y me agrado de locuras. Ya no pretendo más ser laureado; Antes por solo el nombre tomaría 20 De andarme sin bonete y trasquilado. Pasais, Señor, por la desgracia mía, Como vino entre burlas á mudarse El nombre de que tanto yo huía. Vaya fuera Satán; no ha de tratarse 25 Cosa sin lauro aquí, como taberna; Que en todo ha de meterse y demostrarse. Tornando, pues, Señor, á la moderna Manera de vivir, digo que estamos

Omo le place à aquel que nos gobierna.

Paz y salud hay más que deseamos,

Mil cosas que comprar, pocos dineros,

|    | Aunque tantos, que basta que vivamos.         |
|----|-----------------------------------------------|
|    | Las damas, al amor, los caballeros,           |
| 35 | Andan hechos tasajos; yo me río,              |
|    | Que si yo no lo soy, son majaderos.           |
|    | Anda, Señor, tan flaco Juan de Río,           |
|    | Que es una compasión, porque su dama          |
|    | Ha apostado con él cuál es más frío.          |
| 40 | No viene á la ciudad, y desta trama           |
|    | Temo no ha de quedar al tristecillo           |
|    | Más de la sola voz con que le llama.          |
|    | Baste del galán flaco y amarillo              |
|    | Lo dicho; de otro gordo y rubicundo           |
| 45 | Diré, que os holgareis vos más de oillo.      |
|    | Don Manuel va sin luto y tan jocundo,         |
|    | Que solo es el galán de los galanes.          |
|    | ¿Quereis que diga más? Que triunfa el mundo.  |
|    | El premio no sé yo de sus afanes              |
| 50 | Cuál es mas; sé os decir que muestra el juego |
|    | Por ganado en las muestras y ademanes.        |
|    | Direis que yo no veo y que estoy ciego;       |
|    | Que no puedo dar fe; mas yo me atengo         |
|    | A que no sale luz donde no hay fuego.         |
| 55 | Don Jorge, harto más ancho que luengo,        |
|    | Espera con deseo la camarada;                 |
|    | Yo con las esperanzas lo entretengo.          |
|    | Va el cuitado á palacio, y no se agrada       |
|    | De cosa que en él vea, ausente aquella        |
| 60 | Luz que ni se la da ni le da nada.            |

Ella está en su lugar, y está con ella La bella camarada, por mostrarse Entre tanta beldad tanto más bella. Don Antonio ha dejado de quejarse; 65 Después que os fuísteis vos no pierde punto, Si la dama no viene á importunarse. Gonzalo Girón va medio difunto: Que su dama no sale ni se muestra, Y no por culpa dél según barrunto. Está el triste de cosa tan siniestra 70 Harto más corcobado que solía; Fortuna lo enderece, que es maestra. Aquel embajador que no se vía, Salió ayer á volar con pluma nueva, Y la que lo peló sigue su vía. 75 Ludovica se ha puesto en hacer prueba Si se puede afeitar más que su ama, Y no hay de quien tal yerro la remueva. Suspira por el príncipe y lo llama; 80 Dice que era su bien, y yo lo creo; Mas no caerá, de amor, doliente en cama. Olvidado me había un gran torneo Que una noche hicimos en palacio, Por cumplir de una dama un mal deseo. ·Fué muy pobre de galas y muy lacio; 85 Armados mucho bien, muy mal vestidos; Combatióse muy bien, aunque despacio.

Todos nuestros amigos conoscidos

|     | Torneamos, y veinte italianos,               |
|-----|----------------------------------------------|
| 90  | Que fueron de nosotros escogidos.            |
|     | Àndanse aparejando entre las manos           |
|     | Estas Carnestolendas grandes fiestas.        |
|     | ¡Ved qué alivio de pobres cortesanos!        |
|     | Espérannos, Señor, las mesas puestas,        |
| 95  | Como suelen decir, por que en llegando       |
|     | Tomeis de ellas el gasto á vuestras cuestas, |
|     | Entretanto que yo vó adivinando              |
|     | Que estais en esa tierra ya de asiento,      |
|     | Y que la nuestra acá vais olvidando.         |
| 100 | Y es harto indicio desto, á lo que siento,   |
|     | No escribir ni acordaros, á lo menos,        |
|     | De hacer con alguno un cumplimiento.         |
|     | Todos vuestros caballos están buenos;        |
|     | Vuestras bestias de casa se pasean,          |
| 105 | Sin vos, por estas calles, como ajenos.      |
|     | Algunas damas sé yo que os desean,           |
|     | Bien que por varios casos todavía;           |
|     | Venid, si no por ver, para que os vean.      |
|     | El dibujo que aquél darme debía              |
| 110 | Del moderno castillo de Plasencia            |
|     | Para enviar á vuestra señoría,               |
|     | No me ha dado; mas jura en su conciencia     |
|     | Que el principio está hecho y no acabado,    |
|     | Por habello estorbado la excelencia.         |
| 115 | No os quejareis. Señor, que no os he dad     |
|     | Particular aviso de mil cosas,               |

Y en estilo más fácil que el pasado.

Vuestras armas están lo más hermosas

Que se pueden pintar, y yo no quiero

Pintaros con palabras enfadosas

Lo que sabeis de mí, del día primero.

### XIII.

(A. fol. 248)

### Á PABORDRE GUALBES

Señor pabordre, si el haber un año
Que no nos vemos causa en vos olvido,
Con razón puedo yo llamarme á engaño.
Aquel mismo hora soy que siempre he sido,
Tan vuestro servidor, que tengo miedo
De haber á cuyo soy casi ofendido.
Pero, aunque fuese ansí, contento quedo
De haber la servitud ansí empleado;
Que dolerme de mí, ni sé, ni puedo.
Es tal vuestro valor, que siempre he estado

5

10

Tan doliente de vos, tan siervo vuestro,
Cuanto de quien sabeis enamorado.

Aquel fiero, crüel ídolo nuestro
Sabe bien si es ansí como lo digo:

15 Si os amo harto más de lo que muestro.

Mas, ¿quién no os amará? ¿Quién no es amigo De un abad liberal y virtuoso. De costumbres de abades enemigo? Si no temiese que os será enojoso Narrar vuestra virtud, en breve suma, 20 De sólo os alabar sería curioso. Pero porque papel no se consuma En cosa que os enfade, he presupuesto A nuevo norte enderezar la pluma. Tratar debo de aquel divino gesto 25 Que ayer ví estar con vos á una ventana; De aquel mirar cortés, süave, honesto. Si en bosque ó prado donde el agua mana Os viera ansí á los dos, cierto pensara Ver á Febo en coloquio con Diana. 30 Aquella sí es beldad única y rara; No estotras matizadas, donde el arte La cautela mostrar suele muy clara. Si Venus alcanzó sola una parte De mil que puedan verse en tal señora, 35 No es mucho si ligar se dejó Marte. En vella aparecer, la bella Aurora Ante el carro del sol ví mostrar cuanto Esparcen por abril Favonio y Flora. Ví aquellos ojos que el celeste manto 40 Podrían adornar; vide aquel riso, Para alguna ocasión de un luengo llanto; Ví aquellas perlas; ví un rubí diviso

En dos hermosos labios; ví una boca...

Antes no sino abierto un paraíso;
En la serena frente ví cuán poca
Cabida en el hermoso y casto pecho
Pretender puede una esperanza loca;
Un cuello ví de helada nieve hecho
Con tanta proporción, que contemplallo

De los cabellos, de las manos callo, Porque tengo temor no los ofenda La poca suficiencia que en mí hallo.

Me tiene casi en lágrimas deshecho.

Amor á la pasión suelta la rienda, Y cuanto la razón más piensa en ellos, Menos parte hay en mí que se defienda.

55

60

Descuidado miraba los cabellos, Cuando los ojos, con los ojos vuelto, Ligar mi libertad vide con ellos.

Ansí me hallo ya, Señor, envuelto En una confusión de lazos tales, Que de los nuevos no querría ser suelto, Ni soltarme querrán los viejos males.

#### XIV.

(A. fol. 106)

## Á DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA (1)

Si aquella servitud, señor don Diego, Que con vos tuve, agora no tuviese, Sería de saber muy falto y ciego. Aquel amor que sólo de interese Nace fué por divina providencia 5 Ordenado que á tiempo pereciese; Mas el de la virtud, el de la ciencia, No puede perecer, porque es tesoro Que muestra siempre en sí más excelencia. Yo observo en el amaros el decoro, IO Y como enamorado, os amo tanto, Que casi como á un ídolo os adoro. Anegada en el mar de un luengo llanto Ha estado hasta aquí la musa mía, Sin poder acordar la lira al canto. 15 El cielo de mi dulce fantasía Ví todo revolver y escurecerse Cuando pensé que comenzaba el día.

Y el sentido, que apena condolerse

<sup>(1)</sup> Impresa por don Adolfo de Castro, en el tomo xxxII de la Biblioteca Rivadeneyra,

Podía de su mal, siendo infinito, 20 No pudo en otra cosa entremeterse. Esto causó, Señor, que no os he escrito, Como os prometí, cuando de Trento Partísteis tan mohino y tan aflito, . Hasta agora, que el puro descontento 25 Puso al furor las armas en la mano, No al poético, nó, mas al tormento. Y aunque parezca especie de liviano Lo que Febo hallar dificultoso Suele, la indignación ha hecho llano. 30 En una confusión estoy dudoso, Que no sé qué os escriba que os agrade, Que pueda al gusto vuestro ser sabroso. Desta guerra he temor que os desagrade; Del suceso de corte no hay qué escriba; 35 De amor, ¿qué diré yo que no os enfade? La imagen de Boscán, que casi viva Debeis tener, hará en vuestra memoria La mas hermosa parecer esquiva, Y el Laso de la Vega, cuya historia 40 Sabeis, de pïedad y envidia llena, Digo, de invidiosos de su gloria. Yo, que á volar le comenzado apena,

Apenas oso alzarme tanto á vuelo,
Que no lleve los pies por el arena.
Vos, remontado allá casi en el cielo,
Paciendo el alma del manjar divino,

|    | ¿Quién sabe si querreis mirar al suelo? |
|----|-----------------------------------------|
|    | Mas antes que volverme del camino,      |
| 50 | Acuerdo de decir alguna cosa            |
|    | En estilo grosero ó peregrino.          |
|    | Será el sujeto, pues, aquella honrosa   |
|    | Empresa que en este año ha César hecho, |
|    | Tanto cuanto difícil, glorïosa.         |
| 55 | Ver un tirano en dos horas deshecho,    |
|    | Tan fuerte y atrevido, que hacía        |
|    | À los mayores que él tremer el pecho.   |
|    | No vencido de amor ni cortesía,         |
|    | Ni Fortuna en vencerle tuvo parte,      |
| 60 | Mas de solo valor y gallardía.          |
|    | Allí era de notar el nuevo Marte,       |
|    | Fernando, capitán de aquesta guerra,    |
|    | El ánimo, el valor, ingenio y arte;     |
|    | Allí se vió en el sitio de una tierra,  |
| 65 | Dura de nombre, asaz dura y extraña,    |
|    | Si en ánimo español virtud se encierra. |
|    | Con razón memorar puedes, ¡oh España    |
|    | Entre las otras tantas memorables,      |
|    | Ésta, que no será menor hazaña.         |
| 70 | Profundos fosos, muros impugnables,     |
|    | Hierro, lanzas, saetas, piedras, fuego, |
|    | Ánimos de leones indomables,            |
|    | En un asalto, sin tomar sosiego,        |
|    | El cual duró cuatro horas, poco menos,  |
| 75 | Fueron domados, á la fin, del fuego:    |

Allí de cuerpos muertos se vían llenos Los fosos; palpitando las heridas; Lastimero espectáculo á los buenos; Allí perdieron las honradas vidas Doscientos alemanes caballeros. 80 De quien los nuestros fueron homicidas: Sin otros païsanos y extranjeros, Al número de mil, á quien la suerte Tocó á pasar por tan extraños fueros. El incendio crüel, la fiera muerte, 85 El robo, el mal que en Dura hacer vieron, Junto con expugnar plaza tan fuerte, Hizo que los demás merced pidieron, Y con str Duque malaconsejado En las manos de César se pusieron. 90 Ellos absueltos, él fué perdonado; Y el ejército nuestro victorioso, De Güeldres en Henao presto pasado, Do en llegando, llegó tempestuoso Juntamente el invierno, y tan esquivo, 95 Oue hizo el campear dificultoso. Así fué fuerza de mudar motivo Y contentarnos con menor ganancia, Dejando el pensamiento más altivo. Opuso, Señor, cerco el rev de Francia, 100 Por si podía socorrer la villa, Que á él era de honor y de importancia.

Y porque publicaba á maravilla

|     | Deseo de hacer jornada cierta,            |
|-----|-------------------------------------------|
| 105 | Nuestro César no quiso diferilla;         |
|     | Antes se puso en la campaña abierta,      |
|     | Y á tiro de cañón se le presenta,         |
|     | Mostrándole, si quiere entrar, la puerta; |
|     | Mas él, que verse en semejante afrenta    |
| 110 | No quiso, ni tentar más su ventura,       |
|     | Con socorrer su villa se contenta.        |
|     | Carlos Quinto lo llama y lo importuna     |
|     | Y ofrece la batalla, de que había         |
|     | El francés poca gana ó nó ninguna.        |
| 115 | Y bien nos lo mostró el tercero día,      |
|     | Que nuestro campo cerca de él pusimos,    |
|     | Cuál era su intención y á qué venía;      |
|     | Fuésenos una noche, y no le vimos         |
|     | Apenas ir, y al fin de la jornada,        |
| 120 | Él veló bien, nosotros nos dormimos.      |
|     | César dejó después holgar la espada,      |
|     | Que en las francesas armas fiera mella    |
|     | Ha hecho, sin quedar escarmentada.        |
|     | Y si bien de la fin de esta querella      |
| 125 | Cada cual á su gusto ordena y trata,      |
|     | Y sobre la verdad la pasión sella,        |
|     | Yo querría decir, pues no me mata         |
|     | Nadie, que hizo el Rey la bella empresa.  |
|     | Mala rima mi forza á dir cacata.          |
| 130 | Por abreviar: tenía César presa           |
|     | Fortuna por el pelo, y hásele ido;        |
|     |                                           |

Piadosamente pienso que le pesa.

El Rey se fué; digo, que se ha huído,
Sin daño y con vergüenza, y ha quedado

Quien lo dejó huir muy más corrido.

La culpa cúya fué no he procurado
Ni procuro saber, mas cierto veo
Á Cesar en tal caso disculpado.

Ya me parece que tendreis deseo

De saber los que más se señalaron
Y quién llevó la gloria y el torneo.

Y quién llevó la gloria y el torneo.

Algunos caballeros se hallaron

En las escaramuzas, que de España

La fama glorïosa conservaron.

Los demás y aun los más, en una extraña
Escuadra ó escuadrón contino puestos,
No pudieron de sí mostrar hazaña.
De la disposición y de los gestos,
Cómo las armas les estaban, callo,

Pues ya todos á nos son manifiestos.

Lo bueno yo no sé sino alaballo;
Si algo hubo de mal, que nunca falta,
Á la presencia pienso reservallo.

Más quisiera decir, sino que salta

El furor, por seguir otra materia,
Si no más agradable, al fin, más alta
Pensé deciros del novel de Feria
Cómo con su valor ha desterrado
Desta corte los vicios y miseria,

| 100 | Y como en cuatro pasos ha alcanzado      |
|-----|------------------------------------------|
|     | Los que primero dél corrieron tanto,     |
|     | Y algunos, ó los más, atrás dejado.      |
|     | Pero, tornando al comenzado canto,       |
|     | El humo y vanidad de aquesta corte       |
| 165 | Me tiene puesto en confusión y espanto.  |
|     | No pienso decir más sin pasaporte;       |
|     | De la corte murmuro y della digo,        |
|     | Mas de ninguno nada que le importe.      |
|     | Yo pienso que es á Dios y á sí enemigo   |
| 170 | Quien niega la verdad, y por favores,    |
|     | Por amor ni temor de algún castigo.      |
|     | ¿Qué os parece, Señor, destos señores?   |
|     | De su ambición y envidia, ¿qué os parece |
|     | ¿Qué de la multitud de servidores?       |
| 175 | ¿Qué decís de la pena que padece         |
|     | Un grande, si otro le ha pasado en nada, |
|     | Y cómo la igualdad mal compadece?        |
|     | ¿Qué decís del tener mesa parada         |
|     | Todas horas á todos, do hay algunos      |
| 180 | Que desean probar con él su espada?      |
|     | ¿Qué decís del sufrir mil importunos?    |
|     | ¿Qué de la adulación que ansí los ciega, |
|     | Sin que de ella escapar puedan ningunos? |
|     | Del cortesano triste que se allega       |
| 185 | Á demandar al Rey alguna cosa,           |
|     | ¿Cuál queda, me decid, si se la niega?   |
|     | Y el otro que ni duerme ni reposa,       |
|     |                                          |

Por llegar á aquel grado que desea, ¡Oué vida tan estrecha v trabajosa! El otro con envidia urde y rodea 190 Cómo podrá sacar de su privanza À tal que en hacer toda la emplea. ¿Qué os parece, Señor, de la esperanza Que grande se le muestra en perspectiva? ¡Cuán poco fruto, al fin, della se alcanza! 195 ¿Oué extraña presunción vana v altiva Se halla en corte de un privado injusto, Y qué conversación, seca y esquiva! ¡Cómo toma otro ser, muda otro gusto, El que, siendo aver pobre, hov se ve rico! 200 Tirano es hoy aquel que era ayer justo. ¿Qué os parece cuál es tratado el chico Del grande hecho á fuerza de fortuna, Del poderoso el triste pobrecico? ¿Qué juzgais de la turba que importuna 205 À quien hacelle bien tan poco cuesta, Sin poder dél haber merced ninguna? Del ansia por salir en una fiesta Más galán que no el otro y más costoso, Tanto gasto y trabajo, :qué le presta? 210 El otro va trotando presuroso À acompañar al Duque, si cabalga, Como si sin él fuera peligroso. Aquél está esperando que el Rey salga En sala por hacer antes presencia; 215

H - 15

Si esta no es ignorancia, que no valga. ¿Qué decís del que teme haber sentencia En contra, el sobornar de su letrado, Cual del uno y del otro la conciencia? El cortesano cuerdo y avisado 220 Que no quiere nadar con la corriente Del vulgo, me decid: ¿cómo es tratado? Dicen que es importuno el diligente; Mentir y trampear es beneficio, El cauteloso dicen que es prudente. 225 Han convertido el juego en ejercicio Común; juegan los grandes, los plebeos; Armas y letras van ya en precipicio. Ya cesaron las justas y torneos; La crápula y lascivia en lugar déstos 230 Entraron, con mil otros actos feos. ¡Cuántos vereis en alto asiento puestos, Soberbios, insolentes, desleales, Hipócritas, viciosos, deshonestos! ¿Por qué hizo Fortuna desiguales 235 Sus leyes? ¿Por qué es rico un avariento? :Por qué mendigan tanto liberales? ¿Por qué no viviría yo contento, Y el que mejor que yo vivir podría En casa y del paterno nutrimiento? 240 ¿Para qué es ocupar la fantasía En desear mandar, y en grandes cargos Andar embebecidos noche y día?

Los años de los ricos, ¿són mas largos, Por aventura, ó viven mas quïetos, 245 Ó muertos no han de dar de sí descargos? ¿No són, como los pobres, tan sujetos Los ricos á mil casos desastrados, Si bien no corresponden los efetos? ¿Cuál rico hay que no tenga mil cuidados 250 Más que yo, que el temor de caso adverso No interrumpe mis sueños reposados? ¡Oh, cuánto es su vivir del mío diverso! ¡Cuánto es la mía más alegre vida! ¡En qué piélago está ciego y submerso! 255 Yo, que, por experiencia, conocida Tengo la corte ya, vóime riendo De quien sigue tras cosa tan perdida. Y digo que es la corte, si la entiendo, Una cierta ilusión, una apariencia 260 Que se va poco á poco deshaciendo. De la corte no hago diferencia Al espejo, que muestra algunas cosas Graves, que nada son en existencia. Ciertas bromas inútiles, costosas. 265 Ansioso desear, vivir inquieto, Esperanzas inciertas, trabajosas, Un nunca responder con el efeto El pensamiento, que contino hace 270 Mil torres en el aire, de indiscreto. Pero, porque he temor que no os aplace

|     | Tan luenga historia, aquí haremos punto, |
|-----|------------------------------------------|
|     | Pues que tampoco á mí me satisface.      |
|     | Y de todas las cosas que pregunto,       |
| 275 | Con el primero me enviad respuesta       |
|     | Cual la deseo yo, cual la barrunto;      |
|     | Que, pues mi servitud está tan presta    |
|     | À vuestra voluntad para serviros,        |
|     | Cualquier demanda se me debe honesta.    |
| 280 | Olvidado me había de pediros             |
|     | Una cosa que mucho he codiciado,         |
|     | Y he pensado mil veces escribiros.       |
|     | Y es que de ver gran tiempo he deseado   |
|     | Del famoso Ticiano una pintura,          |
| 285 | À quien yo he sido siempre aficionado.   |
| **  | Entre flores y rosas y verdura,          |
|     | Deseo ver pintada primavera              |
|     | Con cuanto de beldad le dió Natura.      |
|     | Mucho pido, Señor; mas no debiera        |
| 290 | Pedir menos á quien fuera muy poco,      |
|     | Si cuanto puede dar Fortuna os diera.    |
|     | En este punto que postrero toco          |
|     | De pediros, vereis que soy poeta,        |
|     | Si no lo habíades visto en que soy loco. |
| 295 | Llegado ha ya mi canto á aquella meta    |
|     | Do pienso poner fin á mi camino.         |

Si, como temo, á vos no fuese aceta, Haced de ella un presente al Aretino.

### XV.

(B. A. de S., 33-180, fol. 236.-M. B., Add. 20790, mim. 42.)

# PENÉLOPE Á ULISES (I)

Ulises, tu Penélope te escribe Ésta, que tu tardanza larga acusa Ocasión que en mortal congoja vive. Ya no me escribas más cosa confusa; Tu presencia será respuesta cierta; 5 No quiero ver más carta, ni otra excusa. Ya la enemiga Troya está desierta; Aquella por quien siempre han padecido Las griegas soledad y vida incierta. Al mal de tanto mal, mal merecido, 10 Ni Príamo, ni Troya es recompensa, Ni puede apenas ser encarecido. Pluguiera á Dios, por su bondad inmensa, Que en el mar lacedémon se hundiera Paris, y no hiciera á Elena ofensa. I 5 Que si esto fuera así, jamás me viera En el viudo lecho, sola y fría,

Ni de tí cual me duelo me doliera.

<sup>(1)</sup> Es traducción de la *Heroida I* de Ovidio, *Penelope Ulixi*, que comienza:

Hanc tua Penelope lento tibi mittit, Ulixe: Nil mihi rescribas, attamen ipse veni.

No me enojara ahora el nuevo día, Ni con la tela y las viudas manos 20 Las noches engañar procuraría. Cuando me ví sin tí, con mil livianos Temores (porque Amor, que el seso agrava, Es todo lleno de recelos vanos), ¡Cuántas veces, ay Dios, imaginaba 25 Que contra tí el furor troyano fuese Y, de sólo el pensar, muerta quedaba! Sólo el nombre de Héctor que sintiese Nombrar me desmayaba, y más. si oía Que Antíloco feroz vencido fuese. 30 De tí, en hablar de Antíloco temía, Y de aquel Menecida el triste engaño, Que con aquellas armas hizo un día. Lloraba, recelando de tu daño, Temiendo que á tu astucia señalada 35 No siguiese á la fin suceso extraño. Ya la lanza de Aquiles, matizada Con la sangre del mozo Tlepolemo, Mi tristeza hacía sentir doblada. Llegaba el recelar tan al extremo. 40 Que, en oyendo la muerte de algún griego, Me helaba del temor que ahora temo. Mas Dios al casto amor dió más sosiego; Que siendo sano y salvo mi marido, Troya es ya destruída á sangre v fuego. 45 Los capitanes griegos han venido;

El humo se ve ya de los altares

Do la bárbara presa han ofrecido,

Mil víctimas alegres, con cantares,

Van por ellos las ninfas ofreciendo,

Desterrando los llantos y pesares.

Ellos le van contando y repitiendo

De los troyanos la llorosa historia,

Que en gran admiración las va poniendo.

À los vicios admira esta victoria:

50

55

60

65

70

À los viejos admira esta victoria; À las tiernas doncellas y casadas, Si la trae el marido á la memoria. Algunos las batallas señaladas Con el dedo y con un poco de vino En la mesa mostrar quieren pintadas.

«Por aquí, —dice aquél—iba el camino Del río Simois; Troya aquí estaba, Y el palacio de Príamo divino. »El pabellón de Aquile aquí se alzaba

» El pabellón de Aquile aquí se alzaba,
 Y de Ulises aquí los desmandados

Caballos Héctor por aquí espantaba.»

Por el viejo Nestor fueron contados

Á tu hijo estos hechos, que había ido Á buscarte, y los otros señalados.

Éste me refirió cómo habían sido Muertos Reso y Dolón: uno, durmiendo;

El otro, por engaño al fin traído.

Y lo que siento más, que combatiendo Á los de Tracia, vas la noche escura,

| 75  | Penélope en olvido así poniendo;           |
|-----|--------------------------------------------|
|     | Que á mil diste á sentir la muerte dura    |
|     | Con Dïomedes sólo en compañía;             |
|     | ¡Mira en qué punto estuvo mi ventura!      |
|     | Mientra en Ítaca estaba, no solía          |
| 80  | Ser Ulises incauto en olvidarse,           |
|     | Ni estar sin verme ó sin hablarme un día.  |
|     | Temblaba el corazón en acordarse           |
|     | Que andaba en las batallas discurriendo    |
|     | El tuyo, sin temor por señalarse.          |
| 85  | En caballos de Tracia ibas corriendo,      |
|     | Mientras yo en casa queda, y con sospecha  |
|     | Te andaba con el alma allá siguiendo,      |
|     | Mas ¡ay, mísera yo! ¿Qué me aprovecha      |
|     | Que Troya sea abrasada y destruída,        |
| 90  | Si, cual antes, estoy viuda hecha?         |
|     | Para las otras fué Troya abatida;          |
|     | Para mí, ¡sinventura! en pie ha quedado,   |
|     | Pues sin marido estoy, sin bien, sin vida. |
|     | Sobre los rotos muros descuidado,          |
| 95  | Ahora el vencedor griego, seguro,          |
|     | La tierra rompe con el corvo arado.        |
|     | Ahora campos son donde era el muro         |
|     | De Troya: todo está de trigo lleno,        |
|     | Y la hoz entra en él ya seco y duro.       |
| COI | De la troyana sangre está el terreno       |
|     | Fértil y de los mediosepultados            |
|     | Cuerpos está el lugar graso y ameno.       |
|     |                                            |

Con el arado son despedazados;
La yerba inculta ya cela y esconde
Los edificios tanto celebrados.

Y el vencedor Ulises no responde À mi voz, ni aun saber puedo siquiera Qué estorbo le detiene, cómo ó dónde.

No llega alguna nave á la ribera

Nuestra, ni se verá que della parta, Que por saber de tí nuevas no inquiera.

> Ninguno va de aquí sin llevar carta Escrita destos dedos y notada De esta alma de deseo y temor harta.

A Pilón envié, hice embajada
À tierra de Nestor, y nueva incierta
De tierra de Pilón me fué enviada.
En Esparta envié y tampoco acierta,
Ni saben la verdad dónde te hallas,

120 Ni con mi desear nueva-concierta.
¡Cuánto fuera mejor que las murallas
Estuvieran de Troya en pie y enteras
Para mí, que no ha sido el derriballas!
Supiera al-menos ya donde estuvieras;

Mi mal fuera conforme á los pasados;

Temiera del peligro en que te vieras.

Mas ¡ay! que temo y no quieren los hados 
Que sepa de qué temo. La fortuna

Ha dado ancho lugar á mis cuidados.

No hay peligro en el mar ni en tierra alguna

Que no pienso que causa tu tardanza, Tan larga para mí, tan importuna. Saltéame también desconfianza Mientras pienso estas cosas, y ya vengo À pensar otras en que no hay templanza. 315 Temo que del tardar prolijo y luengo Sea causa nuevo amor, que te detiene, Y en ésta más que en todas me detengo. De la poca firmeza vuestra viene Este miedo mortal; ella lo hace, 140 Puesto que á tu virtud mal se conviene; Que así yo digo: ¡Triste! si le place Otra más que Penélope, á quien cuenta Cuán poco su mujer le satisface; Que soy grosera, que no tengo cuenta, 145 Ni se más que hilar y tejer lana.... ¡Plega a Dios que me engañe yo y que mienta! Esta sospecha lleve el viento vana, Y Ulises á la mísera que atiende Halle para volver vía más llana. 150 Mi padre Icaro riñe y reprehende Mis esperanzas y que sola quede En el viudo lecho me defiende. Mas reprehéndame él si sabe ó puede; Penélope es de Ulises y serálo 155 Mientra vida á este cuerpo se concede. Icaro es padre al fin, y aquel regalo Con que él me quiere más que yo á él amo,

Hace que á su querer ponga intervalo. 160 Mas estos mozos de Dulichio y Samo Y de Zazinto me aman y desean: De temor déstos te deseo y llamo. Éstos, como en la suya, se pasean Por tu casa y de estar sola contino 165 Viene que tu hacienda ellos posean. ¿Quién piensas que es Pisandro y quién Antino, Quién el cruel Eurímaco insolente, Cuál Polibo y Medonte, aquel malino? Estos y los demás, viendote absente, Lo que tú con tu sangre has hecho nuestro 170 Consumen y devoran torpemente. En tu daño y vergüenza está va diestro Iro, pobre con El Melantio fuerte, De comer bestias el primer maestro. · ¿Qué hará, pues, sin tí el viejo Laerte, 175 Tu padre, tu mujer, tu hijo amado, Oue ni pueden valerse ni valerte? Telémaco me fué casi robado, Queriendo ir á Pilón, por ver si pueda Saber del padre caro y deseado. 180 Plega á Dios que á Telemaco conceda Que cierre nuestros ojos juntamente, De los hados siguiendo el curso y rueda. Con gran cuidado vive el diligente Guardián de los bueyes y la humana 185 Nutrice, y Cumeo tan prudente.

Mas ya Laerte, por su edad anciana, No puede gobernar el reino caro, Entre gente enemiga y tan liviana.

Del reino, y no es razón tal peso dalle, Mientra niega la edad el ser más claro.

195

Pues menos puedo yo sola amparalle, Ni lanzar de tu estado á los extraños, Oue andan contra tu honor por usurpalle.

Vén, pues, y excusarás tan graves daños; Tú que eres nuestro puerto y nuestra guía, Duélete de tu hijo y de sus años.

Mira que en esta edad tierna debría 200 Ser de tí amaestrado á obedecerte, Para que salga tal cual yo querría.

> Vén á cerrar los ojos á Laerte, Tu padre, ya en la fin de su jornada, Que antes de su morir muere por verte,

Y á mí, que, tierna moza y delicada,
Dejaste en el partir de mi presencia,
Verás, si tardas más, vieja tornada,
Que también este mal causa tu ausencia.

#### XVI.

(B. N.-V. 366, fol. 222)

### Á BALTASAR DE LEÓN (1)

Vuestra carta, Señor, he recibido,
Y con ella tan gran contentamiento,
Que casi el viejo mal puse en olvido.
El gusto principal que della siento
Es ver que, entre dulzuras y primores,
Me habeis adivinado el pensamiento.
Yo aquel dulce cantar de los amores
Vuestros había leído; deseaba
De tal ingenio ver otras labores,
Y salióme mejor que lo pensaba;
Porque me habeis pintado aquí el aldea

5

<sup>(1)</sup> Esta epistola es respuesta á otra de Baltasar de León, poeta desconocido, que, á juzgar por sus verses, residía en una aldea del reino de Sevilla. Tal vez sea el mismo á quien nombra Juan de Castellanos en sus *Elegías de Varones ilustres de Indias*, elegía VI, canto 11, cuando escribe:

Y un hombre de Alanís, natural mío, Del fuerte Boriquen pesada peste, Dicho Joan *de León*, con cuyo brío Aquí cobró valor cristiana hueste. Trájonos á las Indias un navío, Á mí y á *Baltasar*, un hijo deste.

Tan natural cual yo la imaginaba;
Mas (de muy avisado), aunque ella es fea,
Viene tan bien compuesta y aliñada,

Que matará de amor á quien la vea.

De que tengo por cosa averiguada

Que es mayor ó menor la hermosura,

Según va bien ó mal aderezada.

20

25

Con todo, me movió vuestra pintura À probar á pintar estos borrones: ¡Ved hasta dónde llega mi locura! No le busqueis *pulidas* perfecciones, Ni sombras, ni *luz clara, que*, en efeto,

Bien que entre lo grosero y lo perfeto

Es un simple conjunto de carbones.

Que hizo cosas dignas de memoria, Que el buen Oviedo pone por historia.

Tanto en la epistola de Cetina como en la de León, contenidas ambas en el ms. de la Nacional, V. 366, se notan lagunas, caúsadas por la acción del tiempo, que ha destruído el códice en algunas partes; la mayoría de las palabras que faltan no han podido suplirse y se indican con puntos suspensivos; las suplidas merced á la bondad de mi buen amigo el excelente poeta D. Francisco Rodríguez Marin, van subrayadas, así como las terminaciones de algunos versos que no ha sido posible reconstruir.

Dice así la epistola de Baltasar de León:

### Á CETINA.

Si daros cuanto puedo, siendo el daros El trabajo y vigilias de mi pluma Con pura voluntad de contentaros, Espero que hallareis alguna cosa
Que os muestre de mi parte un buen conceto.

La vida del aldea es enfadosa.

Según nos la pintais de desabrida,
Y por miles de estilos trabajosa....

Ya que la pluma vuestra me convida
Á que de la ciudad la vida os cuente
(Si se puede llamar con razón vida),

Iré, en suma, tocando solamente
Lo general que en público se muestra,
Pues lo demás decir no se consiente.

30

35

5

10

15

20

Aquí, Señor, el ciego al que ve adiestra; Mandan los que aún no son para mandados, Todo por ceguedad, por culpa nuestra.

Saldase los defectos desta suma Segura á vos iría, sin que de menos Valor que de un perfecto sér presuma. Porque ya que sus actos son ajenos De aquella perfección, señor Cetina, De que los vuestros se descubren llenos, Llevaran por lo menos por muy dina Excusa este deseo de serviros, Oue es el que las esfuerza y determina. Mil veces he pensado en escribiros, Y tantas lo he dejado, de dudoso, Sin saber qué tratar ni qué deciros. Vivo tan descuidado, de cuidoso. Que tengo ya por tierra muy ajena La que fué en algún tiempo mi reposo. Ya no hay seguir las musas ni la vena Quel juïcio descubre en su porfia,

Los que gobiernan son los gobernados, 40 Y, si no de soborno, de interese, De amigos, de parientes, de privados. Si, como en Roma, aquí lícito fuese Pasquín, tal vive mal, que viviría Mejor cuando su historia en plaza viese. 45 Aquí la emulación, la tiranía, La envidia y la pasión hace y deshace Cuanto ordena la falsa hipocresía. Aquí el público bien se satisface Sólo con platicar y proponerse; 50 Mas el particular es el que aplace, Aquí la adulación suele *meterse* En el Sancta Sanctorum y la triste

Ni el sabroso penar que Amor ordena. No aquella soledad que ser solia Gran ocasión de gusto al pensamiento. Ni aquel velar la noche como el dia; No aquel buscar con loco atrevimiento, 25 Ni aquel contento que á los cielos osa, Sin parar hasta el'alto firmamento; Ni la viva esperanza, poderosa Á levantar un corazón *tan alto*, Oue todo cuanto veis, con el no es cosa. 30 Todo va ya en tristeza y sobresalto; Todo del ser tomado de una vida Que tras de bien al mal ha hecho falto. Tanto, que es la reliquia merecida Que en el alma quedó del bien pasado 35 Una amarga memoria entristecida. Y así, porque el ingenio ha comenzado

Verdad menospreciarse y esconderse.

Aquí no calza nadie como viste:

No conforman los dichos con los hechos;

La disimulación es la que asiste.

¿Qué diré, pues, Señor, de los cohechos, Los robos y maldades de escribanos,

60 Sus hurtos, sus diabólicos provechos?

Como del cuerpo nacen los gusanos

Que el mismo cuerpo triste van comiendo,

Se comen á Sevilla sevillanos.

Aquí se gana crédito mintiendo; Gánase la amistad lisonjeando Y viénese á perder, verdad diciendo, Aquí se hacen ricos trampeando

65

40

45

50

À quereros mostrar de sus sudores El poco premio que virtud le ha dado. No cantaré, Señor, blandos amores. Oue enternecen el alma y el sentido; No afectos delicados ni primores. No el amargo proceso del de Abido. Arrojado del agua en la ribera, Ni de Adonis el caso dolorido: No materia ninguna que requiera Gracia, estilo, ornamento nunca visto, Como aquel que de vos el mundo espera; No finezas, que nunca las aquisto, Por más que el alma afana y las desea, Sino conforme la librea que visto. Aldeana, Señor, es mi librea, Y así, os he de contar mny francamente La vida miserable del aldea.

De un cambio en otro cambio y, sin dinero, Grandes riquezas van acumulando.

Andan, Señor, aquí los extranjeros
Hechos de nuestra sangre sanguijuelas,
Mudando, en cambio, el nombre de logreros.
Aquí (digo verdad, no son novelas)
Vereis por caballeros confirmados
Hombres que vimos ser mozos de espuelas.
Aquí los ricos son los estimados;
Los nobles los que son más poderosos;
Los pobres, los pecheros, maltratados.
Sabios llámanse aquí los cautelosos;
So La fraude se bautiza por prudencia;
Los que traidores son llaman mañosos.

Todo el tiempo que della estuve ausente 55 Y la esperé.....(able) Como la.....(ente.) Imaginaba.....(able) La verde y.....(ado) De.....flores variable. 60 Ser agudas.....olvidado .....(ano) Para pintar el bien que allá he dejado. Mas agora conozco que tan vano Fué entonces deseallo cuanto agora 65 Es insufrible el mal que dello gano. La vida que aquí paso es de hora en hora Ir visitando el silo y el molino; Mirar si acude bien, ó si mejora, Saliendo las más veces tan mohino 70 De ver el poco fruto, que á ser vengo

Mas porque ya del mundo es ley que muera
Quien dijese verdad, mudemos plática,

Contra el que sirve bien mal adivino. De alli saliendo voy do sé que tengo De hallar las que andan remeciendo Y con ellas un rato me entretengo, Donde mientra los ojos están viendo El presente ejercicio, anda el seso, À donde vos estais, yendo y viniendo. De allí me vó otro rato, con el peso De la ballesta al hombro, procurando Por que quede el zorzal herido ó preso. Al fin, sin hacer nada, voy pisando El enojoso surco del arado, Que es causa de ir un hombre tropezando; Y llego, ya después de muy cansado, Do cogen las serranas la accituna Que el verde olivo añoso ha tributado. Alli extiendo mi.....(una,)

75

80

Pasando así por todo á la ligera.

Que el aldea es grosera y que es selvática
Decís, mas no, Señor, que es importuna
Como nuestra ciudad, loca y Junática.

Los cuidados que allá causa Fortuna
Son (como decís vos) mirar el silo,
Si acude bien ó mal el aceituna.

En la ciudad es ya común estilo
El acudirnos mal y mal contino,

Á cada cual según lleva su hilo.

Vos os entreteneis con el molino;
Díceos alguna pulla el molinero,
Con que os hace reir, si estais mohino.

Acá no veis moler; mas un grosero

Pero de suerte que..... Viene á ser.....(una.) 90 Pero yo que de..... Tiene por.....(eña) Tantas faltas..... La saya trae tan corta y tan pequeña, Que descubre el botin de tantos años, 95 Y aun mucho más (si más quercis) enseña, Lleno el gesto de tizne y mil araños. Pues si quereis llegar un poco adentro, Tendreis por muy livianos estos daños. Daros ha en las narices un encuentro 100 El olor de humo ó del villano ajo, Que el hierro de la lanza os llegue al centro. ¿No os parece, Señor, que es gran trabajo Tratar con una gente como aquésta 105 Y el trato haber tomádolo á destajo?

Os muele con su trato y no hay remedio
De poder excusar tal desafuero.

Allá, si os enfadais, tomais por medio Saliros á mirar remecedores Que un aceituno ó dos toman enmedio.

Acá podeis *bien* ver cien mil traidores Que os remecen la honra, y poco presta Vivir un hombre bien de sus sudores.

Salís allá á tirar con la ballesta; Acá os tiran y enclavan mil viciosos Que están contra virtud la mira puesta.

Y si allá por los surcos escabrosos Caeis, acá hallais bestias cargadas. Estrechas calles, *suclos cenagosos*.

Decildes un donaire y, en respuesta, Os dirán una pulla más delgada Que un amolado dardo sobre apuesta. Vuelvo, pues, á mi intento. La jornada Acabada del gran señor de Delo, 110 Sobre nuestro horizonte acostumbrada, Cubriéndonos la noche con su velo, Nos tornamos, cantando aquesta gente Cantos bajados del supremo ciclo. Cantos que hacer pudieran facilmente 115 Del infierno salir la bella esposa Que mordida murió del fiero diente. (1) Hame caido.....(osa) Velles decir.....(ana) 120 Que ronca.....(osa).

<sup>(</sup>i) Se refiere î la leyenda de Orfeo y Euralice.

Allá, si el pensamiento ....(adas),

Sigue donde yo estoy; acá me hace
Mil torres en el aire mal fundadas.

Allá mirais, mientra el mirar os place,
Coger vuestra aceituna á las serranas,
Cuyo trato tan poco os satisface.

Acá, Señor, vereis las sevillanas
Vuestros días coger, menos corteses,
Más fieras, más crueles, más villanas.
Esas muestran tiznados los arneses;

Esas muestran tiznados los arneses; Éstas, tan cicalados, tan compuestos, Como máscaras finas modeneses.

Como máscaras finas modeneses.

Esas ni en las cabezas, ni en los gestos,
Ni en los vestidos, usan artificio:

Y es de.....(ana) Tiene la ..... malvada Que el ..... mañana. Llega.....(ada,) 125 Aparejan la cena, encienden fuego, Mientra yo doy la vuelta á mi posada. Véislas aquí, en cenando, todas luego Con su estopa en las ruecas y hilando, Que aun cenar no me dejan con sosiego. Vereis la cuadrillera entrar guiando 130 Y la chusma tras ella, que la sigue, Como locas sin són todas bailando. El mayor mal que en esto me persigue Es no tener á quien volver mis ojos, Sin que à reir su frialdad me oblige. 135 Donde quiera que miro hallo abrojos, Porque del tronco déstas salen ramos

Menos bellos serán; mas más honestos.

Éstas hacen martirio y sacrificio

De sí, si no lo son, por ser más bellas,
Cosa que de su honor da mal indicio.

Esas, si necias son, andais entre ellas
Seguro que no os juzguen y seguro
Que si vos no os venceis, no os venzan ellas.

Éstas más sábias son, mas yo procuro
Siempre menos saber y más llaneza:
Tanto el trato es mejor cuanto es más puro.

Esas tratan verdad con su torpeza,
Y el no saber decir una malicia

Oue os dejarán molido sus antojos. Pero dejemos éstas y volvamos Á tratar destas otras naturales, 140 Oue son las más gallardas que hallamos, Y veréislas en todo tan iguales, Que si difieren, es en el conceto Que tenemos de no ser .....(ales.) Que todo lo demás, juro y prometo 145 (De traje, discreción y hermosura) Que fundadas están sobre un sujeto. Decilde, por mi vida, una blaudura Á la más avisada que hallares; Luego os ha de pagar con grande usura: 150 Daros ha un par de coces tan mulares,

> Que os deje, de maltrecho y dolorido. Que vuestro seso en vano lo buscares.

Mirad, pues, á qué extremos me ha traído

Es paga de ignorar una vileza.

Si désas el amor no es de cudicia.

Déstas es de hüir, que es peligroso, Lleno de falsedad y de avaricia. Si désas el olor es enfadoso, Estotras sulen dar la tufarada 155 De vino ó de otro olor más ponzoñoso. Una dama sé yó, harto avisada, Que dice que el olor de un buen tomillo Vale más que de algalia muy preciada. Désas, el canto al són del caramillo 160 Ó pandero, dejais cuando os enoja; Déstas á viva fuerza habeis de oillo. Esas os van á ver, si se os antoja;

Estas vais á buscar, mas á ventura De que se os deje ver, ó no os acoja. 165

Este fiero destino, que me tiene 155 Sujeto á las mudanzas que he sufrido. ¿Cuál alma hay tan paciente, que no pene Con tan grandes bajezas, vanidades, Y que pasar gustándolas conviene? 160 Ignorancias, malicias, necedades, Simplezas, pesadumbres, villanías, Molestias, groserías, torpedades. ¿Quereis saber, Señor, las demasías De su poco saber? Yo os determino Contar lo que pasó los otros días. 165 De una cuestión que sobre un caso avino, Salió descalabrado aquí un serrano, Tan mal, que el ser dichoso le convino. Fué nuestra cuadrillera el cirujano Oue lo curó, ensalmando la herida 170 De suerte que á diez días quedó sano.

Si no saben gustar de una dulzura Ésas, éstas acá tampoco gustan, Si no son desvergüenzas y locura. Si las simplezas désas os disgustan, ¡Cuánto más debe déstas disgustaros La liviandad con que su vida ajustan!

170

El cuento que contais quise pagaros Con otro, que si dése habéis reído, Hiciera, y con razón, maravillaros.

Sino que este temor de ser tenido
Ó por de mala lengua, ó malicioso,
Me hace estar callado y encogido.

El caso del ensalmo es bien donoso; Mas la fe de la simple cuadrillera

Túvose este concierto en la comida: Que porque el zagalejo no pudiera Sustentar una dieta tan cumplida, 175 Que guardase.....(cra) La boca que..... lo curaba Bastaba, aunque la llaga mayor fuera. Y así, el herido mozo se hartaba De puerco y de sardinas, confiado 180 En quien por la salud suya ayudaba. Ved si con esto.....(ado) El ser de aquí.....quien trato Y la vida.....(ado.) Salir..... un rato 185 Gustareis ...... sustanciales Harto bien.....(ato.) Contaros han los hechos principales De aquel Conde que, en esta algarabía,

Suple el discurso bajo y defectoso. 180 Estotras nos ensalman de manera. Que se comen la vida y la hacienda Y no dejan comer, aunque hombre quiera. Ya que déstas alguna se defienda, 185 No faltan otras mil.....(cros,) De que es ser más.....(enda.) Allá *abundan* villanos muy groseros; Acá sobran mercantes codiciosos. Amigos de encontrón, viles logreros. Allá, si simples son, son muy graciosos; 190 Acá nacen sin gusto y desgraciados, De puro majaderos, maliciosos. Los entretenimientos más usados

Llaman ellos el Conde Herrangonzález. Deciros han que aquella valentía 190 Era gracia de Dios, cuando en la guerra Los vahos de san Lázaro sentia. Vereis otro deciros que se encierra Con un solo deseo, que es hallarse Donde se junta el cielo con la tierra. 195 Bien pudiera mi pluma aqui alargarse, Según esta materia puede darme Lugar para poder de ella tratarse. Mas la causa será de refrenarme Juzgaros tan cansado de escuchalla 200 Cuanto yo de sufrilla y de quejarme. Yo, Señor, os confieso que pasalla Un rato es gusto, mientra el hombre ensilla Otro rato el rocin para dejalla. Entonces la simpleza es gusto oilla, 205

Déstos, armas no son, letras ni amores;

Mas el juego, las cartas y los dados.

Si no saben allá entender primores,

No os hacen vacilar sin fundamento,

Como hacen acá mil mofadores.

Es la murmuración quinto elemento

200 En Sevilla, y sin ella un sevillano

No vive, ó vive triste y descontento.

No presuma el más cuerdo cortesano

Saber lo que no sabe el de Sevilla;

Que le tendrá por simple ó por villano.

205 Aquí el que no pasó de Villalbilla
Tiene una necedad fiera, terrible,
Que aun agora me enoja el referilla.

210

210

215

Averiguado cree que es imposible Que alguno vió jamás lo que él ha visto; Que todo lo demás le es increible.

Por estar siempre en pas, callo y resisto, Y quedo alguna vez tan enojado, Oue de tratar con ellos me desisto. Ya temo que querais estar cansado De leer las simplezas que os escribo, 215 En estilo tan pobre y tan pesado. Hagamos punto aquí, ya que si vivo, Ó si afloja el Amor siquiera un día Un dolor que me aprieta, extraño, esquivo, Espero levantar la musa mía 220 Y escribir tanto bueno del aldea Cuanto de la ciudad males podría. En tanto, esto que escribo sólo vea Vuesamerced, Señor, sin que otro haga Juicio desta carta, y, tal cual sea, 225 Bástame á mí que á vos os satisfaga.

## XVII.

(A. fol. 266)

Ya, Señora, se van, como los días, Las semanas y meses, esperando Que os muevan á piedad las ansias mías. Pásolos como puedo, así esforzando La vida en la virtud de una mudanza, Con que á mi propio mal voy engañando.

Dice á veces el miedo á la esperanza: « Ausente de su bien ¿de qué confía Quien presente vivió sin confianza? Pero la viva fe teme y porfía, 10 Y, apesar del temor, dice que espere, Que en el perseverar sólo se fía. El alma, que salir de duda quiere, Como aquella que entiende el mal que siento, Siendo inmortal, porque no muero muere. 15 Sale luego á engañarme un pensamiento, Y hállome tan bien con el engaño. Oue se aprovecha dél el sentimiento. Muéstrame la verdad mi desengaño, Y porque me parece que os apoca, 20 En algo quiero más mi propio daño. Viéneme alguna vez casi á la boca, Envuelta en mi dolor, la culpa vuestra, Y tórnola á esconder por lo que toca. No sólo mi dolor, mas aun la muestra, 25 Trabajo por cubrir: ¡ved cuál me tiene El Ciego que por vos mi vida adiestra! Y puesto que á mi mal tanto conviene Quejarme, es tanto el miedo de enojaros, Que acobarda la lengua y la detiene. 30 Vuestros efectos muestran va bien claros Los pasos por donde iba mi recelo, Y encúbromelos yo, por no agraviaros. Saltéame tal vez rabioso celo

| 35  | Y defiéndome dél con persuadirme           |
|-----|--------------------------------------------|
|     | Que me quisistes bien: ¡ved qué consuelo!  |
|     | No sé por qué dejais, pues, de escribirme, |
|     | Sino es porque quereis que piense cosas    |
|     | De que quiera y no pueda arrepentirme.     |
| 40  | Si os fueron mis palabras enojosas,        |
|     | Al fin fueron palabras, y no han sido      |
|     | Obras, como las vuestras, sospechosas.     |
|     | . Bastara recelarme de un olvido,          |
|     | Dolor universal de los ausentes;           |
| 45  | Mas ¡ay! que otro temor me trae perdido.   |
|     | Fuerza de mil rabiosos accidentes          |
|     | Me hace desmandar tal, que no puedo        |
|     | Ni esconderlos de vos ni de las gentes.    |
|     | Mas aunque del dolor venga el denuedo,     |
| 50  | Lengua, no presumais tan de esforzada,     |
|     | Pues es más natural de amor el miedo.      |
|     | Sí el alma de su mal tanto se agrada,      |
|     | Del miserable cuerpo, ¿á qué se queja,     |
|     | Que pueda ya decir que valga nada?         |
| 5 5 | El que parte, Señora, el que se aleja      |
|     | Es la causa del mal que se le ofrece,      |
|     | Si prenda no llevó tal que él la deja.     |
|     | No tiene tanto mal cuanto merece           |
|     | Quien de todo su bien osa apartarse,       |
| 60  | Ni con la culpa igual pena padece.         |
|     | La vida y honra suele aventurarse;         |
|     | Que sólo un apetito á tal contento         |
|     |                                            |

Vida y honra debiera atrás quedarse. ¡Ay, sinventura yo! que agora siento Mi mal, cuando me aparto del remedio; 65 Cuando no me aprovecha, me arrepiento. Entre mil desventuras puesto enmedio, De mil inconvenientes rodeado. Me hallo, y el menor no tiene medio; Mas ¿cuál medio será que á mi cuidado 70 Aproveche, acordándome que vivo, Porque mi bien dejé, dél desterrado? Sólo este tiempo breve en que os escribo Es cuanto alivio siento en esta absencia: ¡Ved cuál debe de ser mi mal esquivo! 75 Cuando esperaba oir vuestra sentencia En mi favor, decís ¡Quién tal pensara! Que os acaban mis cosas la paciencia. Si os la acaban, Señora, está muy clara La causa que la acaba, porque, amando 80 Poco, poca ocasión os la acabara. La mía, mientras más la vais probando, Mientra me apartan más vuestros enojos, Va de mi fe mayor fuerza mostrando. ¿Qué dije yo jamás, luz de mis ojos, 85 De que tengais razón de desabriros? Siempre me han de ser ley vuestros antojos. Sabe Amor si querría más escribiros Las veces que os escribo alguna cosa,

Cosa de que pudiérades reíros.

Mas la alma enamorada y sospechosa Teme naturalmente, y, si os escribe, Trata de lo que está más recelosa. No os canse, pues, Señora, ni os esquive Que os diga lo que siente á causa vuestra

Quien tan lejos de vos tal vida vive.

Así perpétua sea la amistad nuestra, Como hay en la verdad con que os he amado Más limpieza en las obras que en la muestra.

Mas ya, de temeroso y maltratado, 100 Tenéisme tan sujeto y tan vencido, Que os demando perdón de lo pasado, Siendo vos ofensor y yo ofendido.





## ELEGÍA

(A. fol. 119.-B. N.-V. 366, fol. 169 vto. y M. 223.)

Si aquel dolor que da á sentir la muerte (1)

Es cual el mío, ¡ay Dios, cuánto más vale,

Cuánto el no haber nacido es mejor suerte!

Mas no pienso que cuando el alma sale

Del cuerpo, y corta el hilo de la vida,

Cause dolor que á mi dolor iguale.

En la muerte del cuerpo no hay partida;

<sup>(1)</sup> Seguimos el texto del códice de Álava, que es igual al del V. 366 de la Nacional. En el M. 223 de la misma Biblioteca se encuentra esta elegía dos veces, con el título de Epistola á una partida y atribuída una vez á D. Diego Hurtado de Mendoza y otra á Cetina. Knapp la incluyó entre las obras del primero, en el tomo XI de la Colección de libros españoles raros ó curiosos. También se encuentra como de don Hernando de Acuña entre las poesías de este ingenio, impresas en Madrid en 1591, pero tanto ésta como la publicada por Knapp ofrecen tan notables diferencias con la que insertamos en el texto, que nos decidi-

Mas cuando de la amada el que ama parte, Es fuerza que su misma alma divida.

La más sensible y la más blanda parte
Es aquella que en otro poder deja,
Como place al amor que la reparte.
¡Cuál irá, pues, el que de vos se aleja,
Oh del ánima mía parte más cara!

mos á copiarlas ambas por nota, sospechando que todas ellas sean traducción de alguna poesía italiana.

La publicada por Knapp dice así:

#### EPÍSTOLA Á UNA PARTIDA

Si el dolor del morir es tan crecido Que iguale al que me da pensar no verte, Cualquier hombre se duela en ser nacido. Mas no creo que el dolor que da la muerte, Ni cuando ya el dolor la ve presente. 5 Iguala á mi dolor terrible y sucrte. La muerte mata el cuerpo solamente; Mas cuando el amador de su bien parte, Partes se hace el alma juntamente. La más perfecta della y mejor parte Ю Queda puesta en los ojos de lo amado, Que de su mano Amor la corta y parte. Conviene, al fin, de vos verme apartado, Oh parte de mi alma la más cara! Para ofrecer la vida al mar airado. 1.5 ¡Oh dia que en mi daño Febo aclara! ¿Qué tal será, llegando la partida, Si esperándola sólo me es tan cara? Dame, muerte, favor; de ti sea oida 20 Mi voz, y si el partir ha de ser cierto, Antes que parta el pie parta la vida. Aquí es mejor dejar el cuerpo muerto,

¡Ved cuánto es más el mal que no es la queja! 15 ¡Ay, que ya, por mi mal, mi mal se aclara! ¿Qué costará adelante esta partida, Pues antes del partir cuesta tan cara? Hora pudieras ser la bien venida Muerte, que es al partir la hora precisa 20 Antes que parta el pie, parte la vida.

Y que quede con vos el alma entera, Y no en partes, yo lejos deste puerto. ¡Oh fortuna mudable y muy ligera! 25 Apenas el sol ví, va sin él quedo; Llegó la tarde y aun de dia no era. Lejos de vos si lejos vivir puedo, Lágrimas, confianza y pensamiento Me manterná entre esperanza y miedo, 30 Y si del largo llanto algún momento Quedase al sueño en cuanto el bien se ofrece, Mi luz en si me haga acogimiento. Mas jav! que este esperar vano parece, Porque el sueño, amador de sombras frías, No traerá cosa que arde y resplandece. No hay pintar con humanas fantasías De suerte vuestra luz, que sea bastante Á quitar de dolor las nieblas mías; Ni el sol cuando más claro y más pujante, 40 Aunque vaya do nace, dará lumbre Que me quite las nieblas de delante. Otra Aurora, otro Oriente que me alumbre He menester, porque ha sin vos quedado Sin luz la celestial y eterna cumbre. Triste yo, que pensando ahora mi estado Y cual será más cerca la jornada, Me ofende casi el ser de vos mirado.

Pues un tiempo crei que á mi llegada

35

Menos mal es partir en cualquier guisa, Quedándose con vos el alma entera, Que tan lejos de vos vivir divisa.

¿Por qué permite el hado avaro, esquivo, En invierno volver mi primavera? Lejos de vos, de cuya vista vivo,

Y presente la luz de vuestros ojos, 50 No me ofendiera cielo y tierra en nada, Y agora es quien me acusa más enojos, Habiéndome subido antes al cielo, Y quien me da los males á manojos. Mirando aquesa luz en mi consuelo, 55 De allá dentro una voz suena en mi oído; «De aquesta luz te vas que alumbra el suelo.» Ojos de mi deseo y de amor nido: Una merced os pido, si me fuere. 60 Antes que deste puesto sea partido. Mas vuestra crüeldad que creer no quiere El fuego que en tan poco tanto crece, No me da confianza que le espere. Una, pues, pediré que os la merece 65 Mi fé, y es de enemigos concedida Si esta ocasión el tiempo les ofrece. Ojos, si yo muriere y fuese oida De vos mi muerte, en mi ceniza os ruego Sea por vos una lágrima vertida Que á vos dará loor y á mí sosiego. 70

La de Hernando de Acuña, folio 55 de sus poesias, es la siguiente

#### ELEGÍA Á UNA PARTIDA

Si el dolor de la muerte es tan crecido Que pueda compararse al que yo siento, Duélase el que nació de ser nacido. La memoria del bien que ser solía 30 Fuera manjar del corazón captivo.

> Mas ¡ay! que ya la desventura mía Me tiene de temor tal, que no siente Bien que baste alegrar mi fantasía.

¿Qué luz pueden ya ver cual sol de Oriente

Mis ojos, si, sin vos, me ha parecido

35

30

Mas nunca pudo muerte al más contento Parecerle jamás tan cruda y fiera, 5 Que iguale á mi dolor su sentimiento. Muerte puede hacer que el cuerpo muera; Mas cuando el amador de su bien parte, El alma se divide que era entera. Antes la más perfeta y mejor parte 10 Es la que en el poder ajeno queda, Que con su propia mano Amor la parte. Pues ved cómo de vos partirme pueda, Que sois parte mayor del alma mía, Sin que el dolor al del morir preceda. 15 Ya se me representa el triste día Tan lleno de tiniebla, horror y espanto, Cuan ajeno de luz y de alegria. Y pues de agora se comienza el llanto, ¡Ved qué será de efeto la partida, 20 Si sólo el esperalla duele tanto! Será gran bien en pena tan crecida. Que (pues partiendo, de mi bien me alejo) Antes que parta el pie parta la vida. Mas el injusto amor (de quien me quejo) 25 Permite para daño más notable, Que deje (sin morir) el bien que dejo. ¡Oh fortuna envidiosa y variable,

Que apenas ví mi bien, ya desparece! (Tanto te precias de tu sér mudable!

El cielo obscuridad, siéndoos absente?
¡Mísero! que pensando en lo que he sido
Y en lo que habré de ser, en tal camino
Casi me ofende el bien que he poseído.

Pensaba un tiempo ya tener benino
El cielo y todo el bien que hay en la tierra,
En virtud de un mirar dulce y divino.

40

35

40

45

50

55

Aún bien no amaneció cuando anochece; Que en el bien que he tenido, ser primero Su fin que su principio me parece. Mas mi sustentamiento verdadero,

Partiéndome de vos (por quien vivía), Es la esperanza de volver do espero.

Ni aunque me vaya donde nace el día Tendrá el sol rayo tan resplandeciente, Que alumbre en su tiniebla al alma mía.

Otra Alba han menester, otro Orïente Mis ojos, que sin vos hallan escuro Del cielo el resplandor más excelente.

Y el bien que más deseo, y más procuro, Casi me ofendo; que es dejarme veros. Visto á lo que partiendo me aventuro.

Y amenázame Amor con el perderos, Aunque mi corazón no lo consiente; Que desto se asegura con quercros.

Pero, Señora, quien os ve presente, Qué corazón tendrá para acordarse Que de esos ojos se ha de ver ausente,

Y para ver la triste hora llegarse En que los mios hayan de partirse Del bien de que no saben apartarse?

Si la pasión que desto ha de sentirse Es cierto que ha de ser conforme al daño, Harto se manifiesta sin decirse.

Agora el bien y el mal me hacen guerra, Y aquella misma luz de do mis quejas Se causaron, mirándola me atierra. 45 Alma, ;es posible, pues, que así te alejas? Es posible que piensas apartarte De ver los bellos ojos que atras dejas? Es posible que parta el que se aparte De donde, á fuerza, ha de ir tan mal partido, 50 Oue ha llevar de sí la menor parte? Sólo me quedará sano el sentido, Y no para que sienta alguna cosa Más que el fiero temor de vuestro olvido. Pues con vida tan triste v trabajosa, 55 ¡Ved cómo vivirá quien se acordare

No digo la que siento en el engaño De ser mi voluntad desconocida, Que éste es otro dolor nuevo y extraño. 60 Ved qué cosa de vos ya tan sabida, No querais por su nombre confesalla, Por no la agradecer siendo creída. Que aunque jamás yo supe declaralla, Sé que de vos por un igual se entiende, 65 Esto que digo, y lo que el alma calla. Mas lo que en mi partida ella pretende, Y en pago de su fe por ella os pido, Si el pedillo, Señora, no os ofende, Es sólo que á un querer tan conocido 70 Le deis su nombre, y que no sea pagado El jamás olvidaros con olvido, Ni con ese descuido mi cuidado.

De la que tuvo ya, leda y sabrosa!

Pero mientra el vivir se dilatare,
Es posible que viva en esta absencia?

Vuesamerced dará, si se acordare,
De mí, mayor esfuerzo á mi presencia.





## CAPÍTULOS

I.

(A. fol. 133)

Diga quien diga y quien alaba alabe; (1)
Tenga por vida alegre y descansada
La de aquel que del mal de amor no sabe;
Que para mí ni alabo, ni me agrada,
Ni llamo vida aquella que no viene

Ni llamo vida aquella que no vieno Del agrodulce del amor mezclada.

5

10

Duela al que duele aquel dolor que tiene Parte en un amoroso pensamiento Que enciende el corazón y lo entretiene;

Que para mí no busco otro contento. Ni quiero otro manjar para que harte El gusto del vencido entendimiento.

<sup>(1)</sup> Publicado en Gallardo, tomo 2.º, col. 428.

|    | l'ese a quien pesa, y quien se aparta apart  |
|----|----------------------------------------------|
|    | De amar: diga que es malo, y que reprueba    |
| 15 | Que tan tarde el amor sus dones parte;       |
|    | Que digo para mí que es mayor prueba         |
|    | Y que es mayor el bien cuando por vía        |
|    | Larga y dificultosa Amor lo lleva.           |
|    | Crea el que cree, porfíe el que porfía       |
| 20 | Que es poco galardón de un mal tamaño        |
|    | El que Amor puede dar en solo un día;        |
|    | Que yo para mí tengo que el engaño           |
|    | De cualquiera favor deja pagado              |
|    | Un perfecto amador del mayor daño.           |
| 25 | Parezca á quien paresce mal gastado          |
|    | En amores el tiempo y que Fortuna            |
|    | Lo hubiera en otras cosas prosperado;        |
|    | Que para mí no pienso que hay ninguna        |
|    | Honra ó gloria mayor, ni igual riqueza,      |
| 30 | En cuanto está debajo de la luna.            |
|    | Huya quien huye enojos y tristeza;           |
|    | Pinte falso el amor y sospechoso,            |
|    | Y diga que sufrille es gran bajeza;          |
|    | Que para mí no hay mal tan trabajoso         |
| 35 | En el amor, que no lo recompensa             |
|    | Solamente un mirar blando, sabroso.          |
|    | Trate el que trata y piense el que lo piensa |
|    | Que el amor tiene fueros desiguales;         |
|    | Diga que á ciegos su favor dispensa; 🖫       |
| 40 | Que para mí no son tantos sus males          |
|    |                                              |

Cuantos pueden pintarse y padecerse, Que puedan con su bien llamarse iguales.

Ande el que anda y huya el que hacerse Quiere libre de amor; haga la prueba; No quiera por amar aborrecerse;

Que para mí no habrá pena tan nueva, Tan rabioso dolor, tan sin medida, Que de amor para siempre me remueva.

45

50

55

60

65

Procure el que procura alegre vida; Quiera el que quiere andar suelto y exento Y con su voluntad los pasos mida;

Que para mí más quiero un pensamiento, Un dulce imaginar de un bien pasado, Que del mundo el mayor contentamiento.

Tenga el que tiene puesto su cuidado En adquirir y en conservar hacienda; -Busque el que busca verse en grave estado;

Que yo ni lo procuro, ni se entienda Tal bajeza de mí; antes el cielo

Con mano airada á su placer me ofenda. Tema el que teme tanto aquel recelo

Tema el que teme tanto aquel recelo Que trae consigo Amor y sus temores, Sus miedos, su llorar, su desconsuelo;

Que para mí no hay mal en los amores En que no halle un verdadero amante Mil gustos, mil dulzuras y sabores.

Mude el que muda objeto, y de inconstante Se precie el que se precia y tiene en poco

|            | Querer y no querer en un instante;          |
|------------|---------------------------------------------|
| 70         | Que yo lo tengo para mí por loco,           |
|            | Por hombre de poca arte al que lo hace      |
|            | (Hablando con perdón, si alguno toco).      |
|            | Ame çl que ama, y plega al que le place     |
|            | Querer hoy aquí bien y allí mañana,         |
| <i>7</i> 5 | Si de su poca fe se satisface;              |
|            | Que para mí yo entiendo que es liviana      |
|            | En esto su opinión, y que, al fin, pierde   |
|            | El honor más que dél á veces gana.          |
|            | Llore quien llora y quien se acuerda acuerd |
| 80         | Las injurias de amor, iras y enojos,        |
|            | Y tenga dellos la memoria verde;            |
|            | Que para mí una vuelta de mis ojos,         |
|            | Un sabroso mirar, hace que crea             |
|            | Que el mayor mal pasado ha sido antojos.    |
| 85         | Ruegue el que ruega á Dios que no se vea    |
|            | En los lazos de amor preso y captivo;       |
|            | Desee libertad quien la desea;              |
|            | Que yo ruego al amor, si el mal esquivo     |
|            | Ha de faltar en mí que agora siento,        |
| 90         | Antes me falte el bien por el cual vivo.    |
| -          | <b>▲</b>                                    |

¡Ved cuán ufano estoy con mi tormento!

П.

### (A. fol. 114.)

Si cosa he dicho yo que a vos ofenda
Ni la pensó jamás mi fantasía,
Ira del cielo sobre mí descienda.

Mas si no dije tal, Señora mía,
Si no pensé jamás sino en serviros,
¿Por qué no me hablais como solía?

Si lo dije, mi llanto y mis suspiros
No puedan empecer vuestra dureza,
Ni jamás me hableis sin desabriros.

Mas si no dije tal, tanta crueza,
¿De qué sirve, Señora? pues se entiende

5

10

15

20

Mas si no dije tal, tanta crueza, ¿De qué sirve, Señora? pues se entiende Que donde hay hermosura no hay fiereza. Si tal dije, aquel fuego que se enciende

Si tal dije, aquel fuego que se enciende En mis entrañas arda de tal suerte,

Que iguale á la ocasión de do deciende.

Mas si no dije tal, ¿por qué tan fuerte, Por qué tan brava os me mostrais, Señora? ¿À quién vida dareis, si á mí dais muerte? Si dije tal, esta alma que os adora

Eternamente pene en el tormento Que le da vuestra saña cada hora.

Mas si no dije tal, el sufrimiento Que contra mí sin culpa habeis mostrado

|    | Volved, Senora, ya en algun contento.      |
|----|--------------------------------------------|
| 25 | Si lo dije, yo viva desamado               |
|    | Y no pueda morir por mayor pena,           |
|    | Ni en vos quepa dolor de mi cuidado.       |
|    | Mas si no dije tal, si es tan ajena        |
|    | De mi beldad la culpa, ¿Por qué muero?     |
| 30 | ¿Por qué tan fiera muerte se me ordena?    |
|    | Si lo dije, yo ruego á Dios que el fiero   |
|    | Ceño que contra mí mostrais tamaño,        |
|    | Mis tristes días traiga al fin postrero.   |
|    | Mas si no dije tal, si el desengaño        |
| 35 | Podeis ver, si quereis, tan manifiesto,    |
|    | ¿Por qué no os duele ya mi mal extraño?    |
|    | Si tal dije, el mirar dulce y honesto      |
|    | De que yo sustentaba ya mi vida,           |
|    | Vea para mi mal en otro puesto.            |
| 40 | Mas si no dije tal, si es tan sabida       |
|    | La fuerza de mi fe, tan sin cautela,       |
|    | ¿Por qué os quereis mostrar tan desabrida? |
|    | Si tal dije, el amor que el pecho os yela  |
|    | Os arda el corazón de un nuevo amante,     |
| 45 | Y sea del que más el mío recela.           |
|    | Mas si no dije tal, si tan bastante        |
|    | Prueba de mí teneis, que os amo tanto,     |
|    | ¿Por qué os endureceis como diamante?      |
|    | Si lo dije, yo ruego á Dios que el llanto  |
| 50 | Que agora me consume y me deshace          |
|    | Me haga al mundo ser visión de espanto.    |
|    |                                            |

Mas si no dije tal, si el amor hace
Fe de mi lealtad, de mi secreto,
¿Por qué de atormentar mi alma os place?
Si tal dije, Señora, el mal conceto,
Que ya teneis de mí, á las gentes haga
Con mi muerte mostrar más claro efeto.
Mas sino dije tal, no os satisfaga
Tanto el verme morir desta manera:
¡No deis á tanto amor tan mala paga,
Pues tarde hallareis quien tanto os quiera!

55





# Thrus en prosu



## Diátogo entre la cabeza y la gorra 🐽

- G.—¿Adónde me llevas, cabeza? Maldita sea mi mala suerte y la injusta fortuna que sobre tí me puso.
- C.—¿Qué has? ¿De qué te quejas, que de pocos días acá no se oyó de tí otra cosa que llantos, quejas y lamentaciones? ¿Qué te falta?
- G.—¿Cómo qué me falta? Antes me quejo de lo que me sobra.
  - C.—Pues ¿qué quieres?
- G.—Quisiera yo que aquella oveja que me produjo hubiera sido comida de lobos, ó, á lo menos, que la lana que fué hilada hubiera sido quemada entre los dedos de aquella vejezuela malvada que me hiló.

<sup>(1)</sup> Conserva et antiguo manuscrito que nos ha servido de original el diligentisimo bibliótilo D. José Sancho Rayón,

- C.-;Por qué? ;Qué te he hecho yo?
- G.—Mas que no me has hecho, ¿de quién procede toda mi desventura sino tratándome como me tratas?
- C.—No sé por qué dices eso, ni tienes razón de quejarte de mal tratamiento. Yo te compré, como sabes, por más precio del que justamente valías; que cuando la noche me voy á dormir, te dejo, por tomar un sombrero; bien sabes si un paje tiene cuidado, de ordinario, de quitarte el polvo sacudiéndote y limpiándote con una escobilla; sabes que te ponen á reposar la noche sobre una mesa y sobre los otros vestidos míos, cubierta sobre una tohalla muy limpia, ó metida entre un papel muy blanco; sabes que, á la mañana, antes que te ponga en mi cabeza, te toman y te limpian, te sahuman y te rocían con muy buenos olores; tráigote, demás de esto, acuestas sobre mí, siendo la parte principal en el hombre.
- G.—Pluguiera á los dioses que me hubieras puesto en el más bajo lugar, y no sobre tí, como dices; hiciérasme escarpines, zapatos, ó siquiera paño de... culo dijera; que de cualquiera suerte déstas fuera yo más contenta y tuviera más reposo, sin que por tu causa y por tu culpa fuese, como soy, tenida por mala; y esos tus regalos y delicaduras guárdalos para otra que se inclinase a semejantes blanduras.
- C.—Por Dios, que creo que has perdido el seso. ¿Es posible que te pese de que te haya sido dada por asiento la silla del entendimiento, en el lugar más preeminen-

te, más visto de todos, y que quisieras ser más alguna de las cosas bajas que has dicho?

G.—Cuando en el asiento que dices hubiera lo que debía haber, ni me pesaría ni me quejaría; pero cuando considero que no solamente no hay en tí ni entendimiento, ni juicio, ni razón, mas eres tan vacía y llena de viento, y cuando pienso en la vida que paso y en el desasosiego que traigo, andando ahora de una manera, ó de otra, ahora baja, ahora alta, ó ahora á un lado, ahora á otro, poniéndome y quitándome á cada hora y á cada paso, ¿qué puedo hacer, que no me queje, que no llore y que no llame bienaventurada la lana de las cabras, el cáñamo y el esparto, que con tanto menos trabajo pasan su vida, la una hecha mantas de caballos y los otros en velas ó cuerdas de naves? Fuera yo compuesta de alguno de éstos, y no de la lana que soy, aunque fuera del vellocino que ganó Jasón.

C.—No te entiendo. Ó tú estás desesperada ó frenética.

G.—Antes tú eres la frenética, pues estás, como dices poco hay, llena de materias, dispuesta para ello y, cierto, á mí se me daría poco que freneticases, cuando no fuese en mi perjuicio.

C.—No sé qué diga; que me haces creer que soy otra de la que soy y que no me entiendo á mí misma; y ansí yo no te puedo entender. Habla más claro y de otra manera.

G.-Menos me entenderás cuanto más claro habla-

se, porque si te quiero hablar claro, será menester decirte verdad; y tú, que ni estás usada á oirla ni la quieres oir, enojarte, has conmigo y, cuando no me piense, echarásme con la ira que sueles en el suelo, ó arrojarme has en el lodo.

- C.—Yo te prometo de no enojarme. Dí lo que quisieres.
- G.—¿Que tendrás paciencia, habiendo en tí tanta liviandad, que tres días siquiera no me dejaras andar á mi modo, sino mudándome el nombre y el talle en más formas que se muda el viento? Cuándo soy redonda; cuándo prolongada; cuándo triangular; cuándo honda; cuándo baja; ahora alta; ahora piramidal; ahora como pastel; ahora soy gorr a; ahora bonete; cuándo caperuza; cuándo montera; cuán do chapeo; cuándo sombrero; ahora grande; ahora chica; ahora suelta; ahora atada; ahora libre; ahora con fiador; y, lo que peor es, encadenándome como á loca, llena toda de botoncillos, puntas, medallas, plumas, velos, cintas, flores, empresas y otras mil liviandades, hecha siempre caja de mercero. ¿Quién podría, pues, sufrir tantas y tantas diversas mudanzas y maneras?
- C.—En verdad, que pensé, cuando tan apasionadamente te quejabas, que fuese con algún fundamento; mas quiero convencerte con sola esta razón. Ó te parece que estoy obligada á hacer todo lo que puedo por ser extremada y por alcanzar reputación entre los hombres.

- G.—Si, por cierto; pero ¿á qué propósito? ¿Qué quieres decir?
- C.—Quiero decir que el hombre se ha de trabajar por parecer hermoso, lo uno por agradar á los amigos; y lo otro, por poner temor á los enemigos. Estas vanidades de que te quejas y estos modos diversos en que te traigo hacen ambos efectos.
- G.—Respóndeme á esto: la diversidad de maneras en que me usas, ¿puede hacer que un feo parezca hermoso y que un cobarde parezca animoso?
- C.—Pienso yo que sí, porque cuando te ponen en alguna cabeza que haya ejercitádose en las letras, pones sobre tí aquella insignia que el tal grado acostumbra; luego, aquel tal sobre quien eres puesta es juzgado por docto, y, por el consiguiente, puede ser juzgado uno por valiente, animoso, ó hermoso, según la forma y el lugar en que te trae.
- G.—Antes que pasemos más adelante, por que no nos erremos en los términos, díme que cosa es hermosura.
- C.—¡Oh! ¡oh! eso yo te lo diré en dos palabras: hermosura en un hombre es una barba bien puesta, un andar grave, un mirar piadoso, un traer una calza tirada, un zapato justo, una gorra á un lado, baja, ó sobre las cejas.
- G.—No nos concertaremos: ya comienzas á dar señal de tu vanidad. Desde que nací no he oido más loca difinición.

- C.—Á mí así me parece, y sé decirte que los que andan como yo te digo son tenidos por hermosos; pero si tú lo entiendes de otra manera, dí lo que quieras.
- G.—No querría perder tanto tiempo contigo en palabras. Todavía yo te haré difinición buena y cierta de la hermosura. Hermosura es una justa y conforme proporción de todos los miembros juntos, con graciosa representación.
- C.—¡Oh! ¡oh! es como quería decir yo, sino que no acerté.
- G.—Bien está. Dime más adelante qué cosa es valentía.
- C.—Veslo aquí: valentía es andar armado, la voz gruesa y espantosa, la gorra sobre los ojos, el mirar bravo y de través, la espada caída á un lado, y andar siempre sobre el aviso, apercebido.
- G.—¡Ha, ha, ha! Hasme hecho reir lo que no pensaba. ¡Oh dioses! si yo había de andar sobre una bestia, ¿por qué no me hicistes nacer albarda, que no gorra de hombre?
- C.—¿Por qué?.... ¿No es ansí como yo digo? Ya ves que todos estos soldados y hombres bravos que el mundo tiene por valientes, que andan como yo digo. Pero veamos cómo describes tú la valentía.
- G.—Quiero decírtelo, puesto que aprovechará poco. Sábete que valentía ó terribilidad, que casi es todo uno, es una cierta opinión concebida en la memoria de los hombres de la verdadera gallardía, ánimo, severidad.

fuerza y esfuerzo de aquel que es tenido por valiente.

- C.—Bien está, puesto que sea así como dices. ¿Qué quieres decir por esto?
- G.—Quiero decir que eres loca si piensas que vo puedo en ninguna manera hacer parecer hermoso á aquel que no tiene aquella proporción justa de miembros, ni agradable aspecto que antes dije; ni valiente aquel que ni por animoso ni por esforzado es cognocido, y aún es más suprema locura la tuya, creer que pueda yo hacer teólogo ó jurisconsulto á uno que no haya estado en el estudio, por ponerme sobre su cabeza con las insignias de doctor; y si supieses cuánta ignorancia cubro algunas veces debajo de aquel bonete y de aquella borla de seda, dirás, como yo. que sería menos mal ser mantilla de servicial que gorra. No es el haber andado muchos años en el estudio lo que hace doctor, y sabios los hombres, sino el haber estudiado mucho y bien; y por esto, así como no puedo hacer docto al ignorante, tampoco puedo hacer hermoso al feo ni valiente al pusilánime.
- C.—Bien me parece esa razón; pero no puedes negarme que, según el hombre adorna su cabeza, así es estimado; como lo vemos en la pintura, que el diadema da testimonio de santidad; la tiara, del pontificado; la corona, del reino, y así de lo demás.
- G.—¿No te digo yo que estás vacía? ¿Cuántas sombras de hombres vemos pintadas con la diadema y celebrados por santos en la tierra, que, según santo Tomás,

sus ánimas son atormentadas en el infierno? Y ¿cuántos hay que traen corona de reyes en la cabeza que no debían tener corona ni cabeza? Y ¿cuántos traen hoy la mitra que los señala por perlados, que, si bien fuesen pesados y remunerados sus méritos, la merecerían de papel pintada y no de joyas llenas de perlas? ¿Piensas, por ventura, que puedo yo encubrir las faltas y las manchas del ánimo como cubro la calva ó la tiña?

- C.—Tanto me podrías decir en esta parte, que me llamase vencida; mas es cierto que yo hago en esto lo que los demás y vóime acomodando al uso; y, como dicen: al hilo de la gente me ando.
- G.—Ahora me vas confirmando más en mi opinión, que ni tienes seso ni razón alguna. ¿Al hilo de la gente te vas? ¿Por el vulgo te riges? ¿No sabes que ninguna cosa hay más lejos de la verdad que la vulgar opinión? Pero no tratemos desto, que sería nunca acabar. No es ésta la mayor de mis quejas: otras injurias me haces mayores y de más fundamento.
- C.—Demasiado me parece que has dicho; díme en qué te ofendo yo.
- G.—¿No te parece ofensa la que denantes decías? Traerme, como me traes, hecha tablilla de platero, prado de flores, nido de pájaros y tienda de sedero, cargada de joyuelas y niñerías, como fajuela de niño; llena de flores, como mayo; cubierta de plumas, como almete de justa; adornado de cintillas, velos y cordoncillos, que parezco á veces capa de gascón pobre remen-

dada de colores, con las cuales cosas, demás de las injurias que me haces, das malísimo indicio de tí?

- C.—¡Oh! ¡oh! ¡oh! Todo eso hago yo por una manera, que no está mal á los hombres de mi calidad ;antes las tales cosas dan testimonio que el que las trae tiene juicio y es hombre de arte regocijado y amoroso, que es cosa rara.
  - G.—Por cierto que es cosa de grande importancia.
- C.—No sé si sabría ahora decirte la propia difinición de la gala, por no haberla jamás leído; mas para mí, creo yo que gala sea un traje ó un hábito de alguna cosa ó en alguna manera nuevo ó raro, que hacen al hombre ser mirado de los otros y parecer mejor que los otros.
- G.—Cuanto más hablas, más descubres tu ignorancia. ¿Es posible que haciendo tú tan particular profesión de galas, no sepas qué cosa sea gala? Y es el donaire que, así como no sabe lo que dice, así no sabe tampoco lo que hace; y no se puede decir cosa peor de un hombre irracional, que decir que no sabe lo que hace, que es como decirle que vive temerariamente y acaso; pero yo te la quiero difinir. Gala es una ocupación de cuerpo y de ánimo en cosas superfluas y de ningún momento, causada de vanidad demente y de ligereza de seso.
- C.—Podría ser que así fuese; pero, á mi parecer, tal difinición de gala sería en gran perjuicio de los galanes; y no probándola tú más auténticamente que por tu propia opinión, facilmente la podrían tomar por injuria.
  - G.—Probártela he de mil maneras; y entre las otras.

la primera, por la etimología ó desinación del vocablo; por la autoridad de los proverbios antiguos, que son, como sabes, reglas de filosofía; y este nombre gala es deducido de galla latino y de galla castellano, que es una cierta superfluidad que nace en las encinas ó carrascas, inútil, liviana y sin simiente, y redonda que apenas puede afirmar en ningún lugar. De aquí ha nacido el proverbio fulano es más liviano que una gala ó agalla.

Y bien sabes tú que no sólo los hombres cuerdos y raros, mas aun la misma multitud del vulgo, con quien alegabas poco há, suele llamar liviandades y agallas las cosas que hacen de mí y las que me hacen traer.

Sábete demás de esto que de galla se compone un verbo que se llama gallare, que no es otra cosa que enloquecer; pues estas plumas de avestruz, de garza, de grulla y de otras aves, que me haces traer de mil maneras, ¿qué otra cosa significan sino liviandad de quien las trae? De donde también se dice en proverbio: fulano es más ligero que una pluma.

C.—Jamás había oído otra difinición de la gala y he holgado de haber entendido ésta; mas, puesto que te concediese ésta que semejantes galas, plumas y cosas con alguna razón aparente se podrían reprobar como cosas de ningún valor y en todo contrarias á la gravedad del hombre, no quiero en ninguna manera consentir que te quejes de estos cabos de oro ni de estas cadenillas tan delicadas que te hago traer, y cierto no tienes razón si dices mal de ellos.

¿Quieres que te diga la verdad en pocas palabras? Sabe que aquellas ideas ó figuras que el hombre tiene ó concibe en el entendimiento, aquellas mismas muestra en sus obras exteriores, por fuerza. Así como el pintor ó el escultor, que hacen las estátuas ó las imágenes semejantes á aquello que primero concibieron en la mente, el hombre sabio hace sus obras semejantes á los sabios conceptos que primero fabricaron en el entendimiento; y, por el consiguiente, creo que ese poco seso que tienes, si alguno tienes, es divisado y variado conforme á las divisas y variedades que impones cada día; bien sabes que por el fruto se conocen los árboles, por la marcha las balas, y por la señal los animales.

- C.—En ninguna manera quiero concederte esto, porque bien sabes que los hombres militares traen en las banderas y sobre las cabezas sus penachos, y sus empresas en los ejércitos, sin que por eso sean de ninguno reprehendidos ni tenidos en menos.
- G.—Antes son dignos de loor; y cuando así no hiciesen en alguna manera, merecían reprehensión por ello. Mas ¿qué tiene que hacer lo uno con lo otro? que estos que dices son movidos con razón justa y con ocasión honrada y han introducido un uso de que hacen ya hábito particular, y nada de esto no te mueve á tí, ni lo puedes alegar en tu favor.
- C.—¿Cuál razón ó cuál ocasión tienen, más de la gala que he dicho?
  - G.—Aún tornas á la gala: cada hora te hallo más

vacía y defecto natural es de los locos creer de los otros lo mismo que sienten de sí, midiendo con su locura las obras de los otros, porque creen que todos los otros son como ellos.

El fundamento de las divisas ó empresas de los soldados en la guerra, puestas en los almetes, en las banderas y en las armas, de una de cuatro ocasiones, ó de todas cuatro, tuvo principio.

Ó se traen por distinguir la nación ó la compañía militar, por ensalzar nuestra santa fe católica, ó tener la milicia mejor disciplinada, recognociendo cada uno los suyos, como lo hacen hoy los ingleses, y como entre los alemanes se solía usar, trayendo los unos cabezas de osos, otros de javalíes, otros de lobos, los cuales habían ganado ó tomado gloriosamente. Estos tales se llaman despojos, como traía Manilio romano el que quitó por fuerza al enemigo francés los despojos. Y otros las traen por señal de alguna hermosa ó famosa hazaña, como Licima los cuernos del toro. Otros las ponen sobre los almetes para señalarse en las afrentas y para que en la confusión y mezcla de las batallas puedan ser cognocidos y mirados, como Pirro traía los cuernos del cabrón, Pompeyo el Magno el león con la espada en las uñas, Julio César el águila negra. Mas tú, que, sin ocasión, sin razón y sin fundamento alguno, me traes enramada cada día de locuras nuevas ;y no quieres que me queje de tu liviandad y de mi mala suerte? Con todo esto, quiero darte un consejo bueno.

- C. Dí lo que quisieres; que ya te prometí, en el principio, de no enojarme de cosa que dijeres; pero mira como hablas, no te oiga alguno de estos caballeros mozos que profesan la gala en esta ciudad, que no tendrán tanta paciencia como yo.
- G. –¡Oh! ¡oh! ¡oh! Pues de esa manera, tenme secreto; que no quiero que lo sepan otros, puesto que, por otra parte, paréceme á mí que, si á ellos es lícito, ó si piensan que lo es usar tanta vanidad, ¿por qué no será lícito á mí decir la verdad? Más, pues que ansí es, haz cuenta que no lo he dicho y digamos de otras injurias intolerables que cada hora me haces, por las cuales tuviera yo por harto mejor partido servir de barrendero en algún horno y pasar la vida con menos trabajo, digo, enojo y molestia de la que paso las veces que te enojas conmigo.
- C.—Agora sí que se conoce que hablas con pasión. No quiero negar que algunas veces con ira no te haya tratado mal; mas fuera desto, ¿de qué te puedes quejar de mí? porque, como ya he dicho, yo te traigo encima en la parte más alta, la mejor y la más principal que yo tengo.
- G.—No niego yo que me hayas puesto sobre tí, y estaría de buena volunlad, si me dejases estar; pero no quieres ni me das reposo de una hora, poniéndome y quitándome: ahora me haces abajar á cualquiera; ahora me tornas á alzar; y, lo que más me duele, que ni haces ni sabes hacer diferencia de personas; por lo cual no solamente tengo por más dichosos á los turbantes de los

turcos y á las tocas de los moros, mas aun al más triste pegón del más sucio tiñoso juzgo por más bien afortunado; pues de la mañana á la noche reposa y se está quedo en un lugar adonde es puesto, sin abajarse ni aun á su propio rey.

- C.—Extraña condición es la tuya, que te quejas de lo que ninguno se quejó jamás. ¡Cómo! ¿Y parécete mal que, con el quitarte y abajarte, honre á los hombres que lo merecen?
- G.—No me quejaría ni me parecería mal, cuando, como dices, me abajase hasta el suelo á los que lo merecen; más duéleme que, sin hacer elección, me quites á cada paso de la silla donde ya me pusistes, habiéndome puesto en ella, como tú dices, por honrarme; y si tú supieses qué cosa es honra, sabrías asímesmo si tengo razón de quejarme.
- C.—Pues ¿quién hay que no sepa qué cosa es honra? Es verdad que es alguna cosa muy dificultosa de saber.
- G.—Bien creo yo que á tí parece fácil, por que te persuades que lo sabes todo, puesto que los efectos muestran bien lo contrario; mas, por probar, dime qué cosa es honra.
- C.—Honra es un quitar la gorra yo á aquél, ó aquél á mí; y questo sea verdad mira cómo cada uno lo desea y huelgan que se la quitan, tanto que algunos van mirando á las manos, á los ojos, como si fuesen cortabolsas, á ver si se quitan la gorra.
  - G.—Verdaderamente que eres toda de una pieza: yo

no he visto jamás cabeza más vacía que tú; digo, vacía de todo aquello que debieras estar llena, como lo estás de ignorancia.

- C.—Pues si el quitarse uno al otro no es honra, hazme entender qué cosa es honra.
- G.—Dirételo, puesto que sé que no me entenderás, ó ya que lo entiendas lo que pretendo decir, por un oído te entrará y por otro te saldrá, sin retener ni aprovechar de nada. Honra, en una sola palabra, es premio de la virtud; pero moralizándola más, digo que es una exhibición de reverencia que señala la virtud del honrado.
- C.—Eso mismo es lo que yo digo y lo que yo hago cuando te quito para saludar á alguno.
- G.—Bien dije yo que no me habías de entender. Dejémoslo estar y no perdamos más tiempo. Vámonos á pasear.
- C.—Vámonos, y de camino pasaremos por palacio, por ver si parece un amigo mío con quien tengo un negocio.
- G.—Vamos presto. Plega Dios que algún día me dejes reposar en un estado, sin que, aconsejándote con ese espejo tuyo, me hagas á cada paso mudar asiento, dándome más jaques que á un rey encerrado. Dime, por tu vida, por qué me has tirado agora así sobre los ojos.
- C.—¿No ves cómo parezco ansí más bravo y más gallardo?
- G.—¡Oh dioses! ¿Hay suerte más miserable que servir á un loco? Pues si agora me traías sobre ambas cejas,

çá qué propósito me has puesto sobre el ojo izquierdo, dejando toda la parte derecha de la cabeza descubierta? ¿Quieres que te dé algún sereno en ella, que tengas después que curar?

- C.—¡Qué mal avisada que eres! ¿No ves cuánta mejor gracia da esta manera de llevarte que la otra? Mira cómo parece bien esta sombra que hace sobre el izquierdo lado á las damas que parecen por las ventanas. Y el ojo mismo muestra cierta fuerza más atractiva que el derecho, que va descubierto.
- G.—Agora bien, esto sea así; al menos, déjame estar desta manera, pues te agrada tanto; ves aquí que me has puesto como diadema, de media cabeza atrás. ¿No ves que me llevará el aire?
- C.—Tú quieres saberlo todo. ¿No ves que llevándote ansí muestro á las gentes cierto descuido galán que suele parecer bien? Muéstrase ansí el hombre más cuidadoso de otras cosas y menos afectado en éstas, y por otros mil respectos gentiles que tú no entiendes.
- G.—No me digas más, por tu fe. Vamos, llévame como quisieres. Créeme que sería harto mejor dejarme estar, y que haciéndote rapar toda, te pusieses un gozque, ó un gallo abierto, acabado de matar.
  - C.—¿Para qué me harían falta tales animales?
- G.—Otra vez te lo diré. Vamos ahora á donde íbamos. No puedo dejar de decirte lo que es esto: ¿Para qué me has quitado de mi asiento, en viendo á aquél que allá va?

- C.—¿Cómo no quieres que le haga honra y acatamiento? ¿No viste qué hermosa cadena de oro lleva al cuello?
- G.—De manera que á la cadena honraste, que no á él.
  - C.—Antes honré á él por la cadena.
  - G.-; Sabes quién es?
- C.—Nó; pero basta para honrarlo saber que lleva una hermosa cadena.
- G.—Y si no la llevara, ¿quitárasme de mi lugar para honrarlo?
- C.—Nó, ni por pensamiento. Donosa bobería es ésa: ¿por qué lo había de honrar sin conocelle, si no le viera la cadena?
- G.—Pues ¿cómo dices que á él acataste, y no á la cadena?
- C.—Porque me pareció que una cadena como aquélla no la puede traer sino hombre principal.
- G.—Pero si, en efecto, no fuese hombre, como dices, principal, sino malo, vicioso, soberbio ó raro y ignorante, conociéndolo tú por tal, y viéndolo con otra cadena como aquélla, ¿honráraslo ya?
  - C.—Nó, que no lo honraría en ninguna manera.
- G.—¡Oh, gracias á los dioses que has dicho alguna cosa bien dicha! Mas, ¿por qué me quitaste á éste?
- · C.—¡Oh! ¡oh! ¿no ves el hábito que lleva de letrado? Es hombre docto.
  - G.—; Es más docto que yo?

- C.—No lo sé; sé que es doctor, que es más que ser docto.
- G.—¡Oh, dioses! ¿Cómo sufrís tanta ignorancia? ¡Cuánto mejor te estuviera que fueras una calabaza, que una cabeza! ¿Es posible que creas que es más ser doctor que docto?
- C.—¿Qué se yo?.... Acuérdome que los días pasados le dieron el grado de doctor y lo llevaron desde el colegio á su casa, más acompañado que novia, con trompetas y otros instrumentos, y todas las calles por donde pasaba estaban llenas de gente mirándolos, y aun particularmente me acuerdo que me lo puse á mirar á la puerta de un barbero, el cual decía allí á otros sus vecinos que lo cognocía, y que era un excelente músico de vihuela, y que en una cuestión que se ofreció una noche, lo había hecho como hombre, aunque salió mal herido.
- G.—Bien me has concluído, todo en una mano, y yo te digo que no me engañas en nada. De manera que porque iba muy acompañado, porque tañe bien vihuela y sabe bien acuchillarse, ¿lo juzgas por sabio? Bien está: todas son cualidades harto necesarias al grado de doctor; pero dejemos esto. ¿Quién es estotro á quien has hecho tan grande reverencia?
- C.—¡Oh! éste es un procurador el más astuto y más solícito del reino; es hombre que hará de un tuerto derecho.
  - G.—En efecto, que sabe hacer eso que dices.
  - C.—Como que en el mundo no se podría hállar otro

que así supiese seguir un pleito, poner una demanda y enredar un laberinto cuando no tiene justicia, para hacer desatinar á la mesma justicia, cuanto más al juez. Es hombre que de un pleito más claro que el sol y de pocos días, hará que dure diez años; en suma: es único en su arte procuratoria y, sobre todo, gran amigo de sus amigos.

- G.—Tantos loores me dices déste, que no solamente me parece digno de quitalle la gorra, mas aun la cabeza. Pero ¿quién es estotro que te ha hecho bajar las rodillas hasta el suelo?
- C.—Habla bajo, no te oiga. Es el hombre de más mala lengua que hay en el mundo; y á esta causa le hablo y hago adatamiento cuando lo veo, y paréceme que hago cuerdamente en granjeármelo por amigo, para que no diga mal de mí.
- G.—Miserable sujeción es la tuya: de miedo le haces honra. Señal es que fías tan poco de tu virtud como de tu conciencia; pero hágote saber que te aprovechará poco tu diligencia, porque el flujo de la lengua es una enfermedad, que el que una vez de ella es tocado jamás sana, salvo cuando lo curan á palos ó cuchilladas.
- C.—Por Dios, que creo que dices verdad. Mas espera, haré reverencia á este que aquí viene.
  - G.-; Quién es?
  - C.—Uno de los más ricos hombres de esta tierra.
  - G.—¿Cómo se ha hecho tan rico ese hombre?
  - C.—Es astuto y mañoso y ha sabido hacer sus ne-

gocios; es hombre que parte el cabello en diez partes.

- G.--: Ha ganado él lo que tiene, ó halo heredado?
- C.—Todo lo ha ganado él, y lo que es más de maravillar, que lo ha ganado en muy poco tiempo.
- G.—Si así es, á viva fuerza ha de ser, como dicen los sabios, una de dos: ó que él es malo, ó heredero de algún mal hombre.
- C.—No te lo sabría decir bien; sé que un tiempo tuvo á su cargo las rentas del rey; algunas veces daba dineros á cambio y prestaba sobre buenas prendas y con mejores intereses.
- G.—Basta, basta, no me digas; ya sé cómo se ha hecho rico; mas dime si es liberal de esta su riqueza.
- C.—¿Liberal dices? ¡Ha.... ha...! Más seco y más estéril que una piedra pómez.
- G.—Bien está. Dime, ya que no es liberal en dar su hacienda, cuándo y cómo y á quién es necesario. ¿Es magnífico, es espléndido, hace edificios suntuosos públicos ó particulares, socorre al rey con dineros en sus necesidades?
- C.—¡Ha...! ¡ha...! Extrañas preguntas haces. No solamente no hace nada de eso, mas que cuando ha de pagar algún pecho, subsidio ó servicio al rey, ó para alguna necesidad particular de la ciudad, hace todo lo que puede por no pagarlo, y, al cabo, no lo paga sino es por fuerza de ejecuciones. ¿Qué quieres más sino que es tan malaventurado, que no se harta de pan?
  - G.—Y por tal hombre como és me quitastes de

mi asiento y le haces tan grande reverencia? Aosadas que sé yo bien lo que me digo cuando hago juicio de tí. Mas ¿quién es estotro que creí cayeras por humillarte?

- C.—¡Oh! éste es un caballero.
- G.—; Caballero de nombre, ó de efecto?
- C.—Caballero de linaje, habido y tenido por tal.
- G.—Hazte un poco más acá; díme: ¿en efecto es caballero? ¿Hace profesión de las armas? ¿Ha usado la guerra, ha combatido por la patria ó por su príncipe, ha hecho alguna cosa notable de las que deben hacer los caballeros?
- C. No lo sé, á decirte la verdad; sé que jura á fe de caballero y que, generalmente, es tenido en tal posesión de todos.
- G.—Á lo menos, díme cómo. ¿Es cortés, es liberal ó defensor de viudas y de pupilos y de los pobres que tienen necesidad de su favor? ¿Recoge en su casa peregrinos? ¿Trata bien á los extranjeros que pasan por esta ciudad?
- C.—¡Ha...! ¡ha...! Ríome de tu simpleza. Ya no es ese tiempo. No sé, si su padre le pidiese dineros prestados, si perdería el deudo. Con el bien estar en la cuenta, hablara él en el cabildo cuatro palabras por uno de esos que dices, habiéndoselo rogado primero, porque es ambicioso y perdido por que se haga gran caso de su persona; pero si el negocio ha de costar más que palabras, bien puede buscar otro remedio la viuda y el pupilo, el pere-

grino y el extranjero. Si tuviesen dineros, aprovecharlos ha por su daño, cuanto más que en esta tierra no se usa convidar ni regalar tanto á los extranjeros como en otras partes; cada uno se va á su casa y el que no la tiene se va al mesón.

G.—Pues ¿por solo el nombre de caballero, sin otra ninguna buena parte, le haces tanto acatamiento? ¡Oh dioses! ¿por qué no me hicistes escoba y no gorra? ¡Sús! por amor de Dios, no me digas más; que te juro, según estoy contigo, que voy determinada á refregarme con el primer candil que halle ó con el primer aceitero que tope, porque, á lo menos, estando muy manchada, dejarme has de traer, sin sacarme á ver tanta sinrazón. ¡Oh! ¡Aún este quedaba? ¿Quién es éste, por tu vida, que en mirándote á las manos me hiciste hacer un salto?

C.—Este es uno de los nobles desta ciudad; es ilustre.

G.--; Qué sabe hacer este noble en esta ciudad?

C,—¿Qué quieres que sepa hacer? ¿Ha de ser mecánico un noble? ¿No sabes que, entre nosotros, los nobles no saben hacer nada, no estudian, ni aprenden nada? Antes lo tienen por cosa baja y plebeya; mas estánse siempre ociosos, ó vanse á pasear cuando quieren; alguna vez van á caza y la mayor ocupación que tienen y su mayor recreación es ver la cuenta de su mayordomo de casa ó la del que mira por su hacienda en el campo. Pero, esto déjalo aparte, que, como he dicho, es noble ó hombre de bien.

- G.—Declárame un poco cómo entiendes tú ser uno hombre de bien.
- C.—Yo llamo hombre de bien á uno que vive de su hacienda, sin dar trabajo ni molestia á nadie.
- G.—De manera que no tienes por hombre de bien al que hace el bien, sino al que no hace mal.
- C.—No sé yo tantas cosas; yo llamo hombre de bien al que tiene bien.
- G.—Esa es otra ignorancia; pero tratemos deste noble: digo que no puede ser llamado hombre de bien, pues no hace bien; que quien no hace alguna cosa, como dice Aristóteles, imposible es que haga bien.
- C.—Yo no sé tanta lógica como tú dices, que decir que éste es llamado noble.
- G.—Yo quiero ver si en alguna manera puedo hacerte capaz de alguna verdad: dime qué cosa es nobleza.
- C.—Yo creo que es nobleza un poder recontar el número de sus antecesores en memoria de mucho tiempo.
- G.—¿No os digo yo que es predicar en desierto? ¡Cuántos mercaderes, cuántos escribanos, cuántos zapateros y cuántos labradores se hallarán que puedan mostrar buena cuenta y memoria de sus antepasados, mas ni por eso son llamados nobles! Antes digo que si por tal causa se lo deben de llamar, éstos que yo digo y los que tú dices igualmente son nobles, si igualmente muestra cada uno la antigüedad de su origen.
  - C.—Pues si esto que yo digo no es nobleza, serálo

poder un hombre decir que sus pasados alcanzaron grandes victorias y fueron hombres muy señalados.

- G.—Durísimo ingenio tienes. Yo te digo que el grande que predica la virtud de sus pasados no se alaba á sí, sino á sus pasados; pues ¿cómo puede ser que la virtud de sus pasados haga noble al que no tiene ni usa de aquella virtud?
- C.—Yo veo que estos que profesan la nobleza y la antigüedad alegan siempre la memoría de sus pasados, que fueron hombres cabidos con sus príncipes y señalados en diversas cosas.
- G.—Por cierto gran maldad comete aquel que sin ornamento de armas ó de letras ó de alguna otra virtud, osa llamarse, hallándose en alguna miseria, noble, y quiere ser tenido por noble solamente porque sus abuelos hayan sido virtuosos ó bien afortunados, y que, estando él ocioso, quiera hacerse sombra y armarse de la virtud de los que por ventura la ganaron á costa de muchos trabajos.
- C.--Tú me haces saber más de lo que he menester, con ciertas razones nuevas que traes á tu propósito; pero hazme entender qué cosa es nobleza y de dónde se diga.
- G.—Tanto será decírtelo á tí como decírselo á un caballo; porque, habitada y llena de falsas opiniones, no creerás ni entenderás nada de lo que dijese. Todavía te quiero decir aquello en que concuerdan todos los sabios. Nobleza es un resplandor nacido de la propia virtud; así, que quien no tiene virtud no puede dar de sí resplandor;

y si alguno muestra, no es suyo, sino de sus pasados y antecesores. De aquí se sigue que cualquier virtuoso méritamente es llamado noble; y si bien fuese nacido de bajísima sangre, bástale decir lo que digo.

Claudio emperador, de un virtuoso que era dijo que era hijo de sí mismo; y no se puede negar que no merezca título de nobilísimo aquel que la virtud de sus pasados con las propias obras imita, é ilustra las de sus pasados. Pero no tampoco debes de negarme que no merezca nombre de inominioso el que, habiendo nacido ilustre por la nobleza de su linaje, trasliguea y degenera de aquella fama hereditaria con sus malas obras.

- C.—Tú me hinches el seso de palabras; yo no entiendo este tu resplandor ni se qué quieres decir. Yo veo que en la iglesia y en los convites, en las procesiones y en las fiestas, le dan á éste como á más noble la presidencia.
  - G.—;Qué quiere decir presidencia?
- C.—Quiere decir darle el más honrado lugar que á los otros.
- G.—Pues ¡desventurada de tí! dí *precedencia* y no *presidencia*. Mira si tiene alguna estofa ese tu capacete, pues no sabes hacer distinción de *precedencia* á *presidencia*.
- C.—¿Qué maravilla que no sepa, si en mi vida estudié letra?
- G.—Ya se te parece. Y no pienses que vales mas por eso: mal tesoro dice Hipócrates que es el de la ig-

norancia. Pero ¿qué importa esta precedencia? Yo he leído y oído que, por natural y antigua ley y por el común consentimiento de los hombres, y aun hoy se guarda en las bien ordenadas repúblicas, que los que nacieron primeros gocen del privilegio de la antigüedad, precediendo á los más mozos, cosa de que ninguno se debe ni puede quejarse, siendo introducción de nuestra común madre naturaleza. También he oído decir que los árboles y las plantas, según el lugar donde están puestas, tienen más ó menos bondad y abundancia. Y los astrólogos hacen de mayor ó menor eficacia á sus planetas, según los lugares donde están en sus figuras; pero que el poner un hombre más adelante ó más atrás, más alto ó más bajo, y que la diferencia del lugar los haga mejor ó peor, esto nunca leí ni entendí jamás; antes he leído y entendido que los hombres honran á los lugares, y no los lugares á los hombres; y aún más te quiero decir: que he visto muchas veces la experiencia en contrario de lo que has dicho; que muchos hombres, mientras estuvieron en lugares bajos y en fortuna pobre, tuvieron vida y fama loables, los cuales, levantados después á más alto grado y á fortuna más próspera, perdieron luego el arte y la reputación, haciendo lo que hacen las ximias: que cuanto más alto suben, tanto más descubren la parte más fea que tienen. Pero dí de qué te ríes agora.

C.—Ríome de esa comparación, que es la más natural que oí jamás; y he mirado en ello mil veces, que

mientras la mona está baja, sentada en el suelo, en alguna manera tiene gracia, ó, á lo menos, un no sé qué que agrada; mas en subiéndose en alto, se le parecen aquellas sus nalgas callosas y feas y muestran todo su vituperio.

G.—Eso mesmo es lo que quiero inferir. Muchos desean y procuran la *presidencia* por la *precedencia*, y alcanzada, y puestos en alto y en los lugares eminentes, descubren luego la ignorancia, la avaricia, la ambición, la envidia y la insuficiencia suya; y si se estuvieran quedos y contentos en su bajeza y fortuna moderada, no se hiciera tan pública su miseria. Pues si estos tales no merecen precedencia, ¿por qué por tales hombres me haces tanto agravio, levantándome de mi silla y haciéndome ministro de tan grande sinjusticia?

C.—Bien entiendo que dices verdad; pero yo hago lo que veo hacer á los otros.

G.—¿Ves cómo todavía te vas con el vulgo y cómo aprovecha poco reprehenderte? No me digas más que me colocaste en lugar de razón, antes sobre un nido de grillos.

C.—Sin razón me injurias; mas mucho deseo saber de tí, no habiendo tú estudiado jamás, cómo sabes tanto. Parécesme una filósofa.

G.—No te debes maravillar de eso, porque habiendo yo estado sobre tantas cabezas de doctos, de sabios, de industriosos, de locos, de obstinados, de vanos y de ignorantes, y de tantas suertes de hombres, yo sería más

digna de reprehensión que tú, si en tanto tiempo y en tanta prática no hubiese aprendido alguna verdad. Pero dejemos esto; quitémonos presto de aquí, y vamos á hacer lo que quisieres, y vuélveme á casa, por tu vida, para que pueda reposar un poco; que no se puede sufrir lo que haces conmigo.

Por tan mal lo tengo que me quites á todos sin diferencia, como que me dejases de quitar á aquéllos que lo merecen; y tanto más, que sé cierto que no lo haces tanto porque te huelgas de acatallos, como por ambición de ser acatado. No hay hombre tan bajo que, si te saluda, no quieras luego que yo pague la pena, quitándome de sobre tí por honrarlos.

Y, demás de esto, hácenme asco y risa ciertos gestos y ademanes que haces quitándome á los unos y á los otros para mostrarte más humilde, más grata ó más sujeta, y no miras que no se pueden así fácilmente engañar los que tienen algún entendimiento y ya saben cuánto humo sale de tu chimenea; y, lo que peor es, que algunas veces se quedan riendo y burlando de tí, de cuán sobre el aviso vas para quitarme y para que los otros te quiten las suyas. Al menor movimiento de manos que ves hacer á los que encuentras, piensas luego que quieren honrarte, y, por no perdellos, como si con ésto los tuvieses ya ganados, de presto me haces hacer un salto todavía, de que te has hallado burlado mil veces y que has podido cognocer que el uno movió la mano para rascarse la cabeza, el otro para ade-

rezarse la barba, uno para tirarse la camisa del cuello y otro para fretarse las narices y los menos para saludarte. Mas ¿qué aprovecha? que ni por eso dejas de traerme á la contina, hecha señuelo de cazador, llamando las aves, que ni por eso te acuden, y que sea verdad, yo he visto alguno que, cayéndote en la cuenta, dijo un día, pasando por tí: «Aquella cabeza anda á caza de gorras; pero no toma tantas cuantas querría.»

C.—Yo te prometí de no enojarme y ansí lo he cumplido, puesto que te has desmandado mucho conmigo, poniéndome mil tachas; pero quiérote mostrar que todo lo que hago es con fundamento y con razón y que no estoy tan sin ella como has dicho. À mí me parece que aquel que en todas las cosas tiene gran cuenta con su interese particular sea un excelente hombre, y que el que por sus propias cosas se trabaja sea digno de gran loor.

Entre las otras cosas que particularmente aprovechan, el ganarse y granjearse el hombre los amigos me parece cosa provechosísima. Viendo, pues, por otra parte la ambición y la soberbia de los hombres, tan grande, que el menor, por bajo que sea, pretende y presume merecer que el rey le quita la gorra; y entendiendo yo que no se les puede hacer cosa que más les agrade, por que ninguna me agrada más á mí, te quito de sobre mí luego que los veo, por lo cual ya ves cómo se alegran y qué rostro me muestran; mas si á estos tales á quien ya una vez te he quitado, alguna te dejase de quitar, por el

mesmo caso se me harían enemigos; porque en las leyes de la ambición es capítulo expreso que aquel á quien una ó dos veces quítase la gorra la tiene ya para siempre ganada, y como juro de por vida echado sobre tí. De aquí viene que, esperando con el tiempo mi provecho, te quito á todos, para hacerme amigo de todos. Por eso te quité á aquel que traía la cadena, porque vieses de cuántas maneras se la ponía y lo que iba haciendo con ella porque fuese vista: ahora la tiraba, ahora la alzaba, ahora la abajaba, ahora iba jugando con ella, ahora la escondía, ahora la mostraba. ¿Qué piensas que quería decir esto sino «quítenme todos la gorra»? Y ansí al letrado y al procurador, para hallármelos begnévolos cuando los hubiese menester, y lo mismo al rico, al caballero, al noble y á los demás, porque ninguno hay que no pueda aprovecharme, para que no me haga daño ni molestia, como aquel satírico á quien te quité denantes, de temor no diga mal de mí. Hora mira si soy tan sin razón y tan vacía como te pareció ni tan de poco seso.

G.—¡No más! ¡No más! porque cuanto más hablas, tanto más simpleza muestras, y no sólo simpleza, mas con malicia y falsedad; porque no se llama excelente hombre, como denante dijiste, el que solamente atiende á su voluntad y á su particular, antes son malos y se debe huir de los tales como de ponzoña y guardarse de ellos como de enemigos del bien público. ¡Desventurado de aquel príncipe que tales consejeros tiene! ¡Tristes de aquellas ciudades que de tales hombres son gobernadas!

Créeme que no hay en el mundo pestilencia más dañosa que el ansia del interese particular, y más: dicen los sabios que el querer siempre de cualquiera cosa sacar utilidad no conviene á hombres magnánimos y virtuosos.

Pero ¿cuál justicia consiente que aquella reverencia que se debe á los dioses, al príncipe, ó al magistrado, ó á los buenos y virtuosos, quieras tú hacerla á los hombres ignorantes, viciosos, malignos y inútiles, avaros y manchados de mil géneros de maldades? ¿No sabes cuán peligroso lugar es aquel donde el vicio es honrado y el vicio es acatado? ¿Cómo quieres que viva contenta, viendo lo que haces de mí? Que parece que para este efecto no me criaron los dioses, salvo para mostrar á las gentes tu ignorancia, tu vanidad, tu liviandad, tu pusilanimidad y tu locura, en mil varias formas y locuras que cada día me mudas, cortándome, aforrándome, bordándome, enclavándome, emplumándome, encadenándome, poniendo en mí y sobre mí plumas, velos, cintas, cordones, cabos, medallas, perlas, cadenas, flores, y mil otros argumentos de liviandad; y, lo que más que todo siento, quitándome de mi asiento inconsideradamente, por hombres que merecen mil horcas, y dejándome de quitar otras veces á aquellos que méritamente debrían ser acatados.

Llévame si quieres á casa; conténtate con lo que he padecido; y si no me quieres dejar reposar en un cofre, ahórcame de algún clavo, donde me cubra de polvo, ó ponme sobre la cabeza de algún espantajo en tu huerto; que, á lo menos, allí estaré queda, espantando á los pá-

jaros, y sobre tí podrás poner una veleta de chimenea ó un arpón de campanario, que se ande con cada viento, y así honrando á cada uno, satisfarás á todos.

- C.—Bien me parecen tus razones, si no fuesen en todo tan contrarias de la común opinión. Porque ya sabes que quien contradice á los más y quiere antes guiarse por su parecer solo que por el de muchos, viene á ser juzgado y tenido por loco ó por temerario. Créeme que es mejor que nos vamos con la marea y que nademos con la corriente.
- G.—¿No te tengo ya respondido á eso que la verdad pocas ó ninguna vez habita con el vulgo ni con la multitud, antes la contradice y la menosprecia? Pues ¿cómo quieres tú que así traiga falsas opiniones? ¿No sabes que los amigos se han de honrar y conservar en un cierto modo, más la verdad siempre y en todo lugar debe ser adorada? Así, que, si deseas mi salud, llévame á casa y no quieras que traiga tratos con el vulgo.
- C.—Vamos; que ya no sé qué me haga, sino andarme descubierta, al sol, al agua, al frío, al viento. Mas ves aquí dó viene Hércules. Dime agora que no es razón que te quite á éste tampoco, como á los otros que te he quitado.
- G.—Á éste digo que no solamente debes honrar quitándome, más aun con las rodillas en el suelo acatarlo; porque si la honra, como poco ha te dije, es exhibición, reverencia, en testimonio de la virtud, ¿quién es más virtuoso ni más digno de reverencia que Hércules?

C.—¡Oh!... ¡oh!... ¡oh! Agora me acuerdo que me reprehendías denantes porque te traía de tantas maneras y formas diferentes; véamos cómo no reprehendes al que trae aquella tan espantable hechura de tocado sobre la cabeza, siendo tan virtuoso y tan digno de ser honrado como has dicho.

G.—¿No basta que seas ignorante, sino que tengas tan poea memoria? ¿No te tengo dicho que no se desconviene, antes es lícito, traer en la cabeza un traje ó una empresa la cual sea indicio de la virtud del que la trae y que ésta tal antes se llama despojo que tocado ó atavío, así como traen hoy los húngaros las plumas de las alas del gallo?

C.—¿Para qué efecto las traen?

G.—Has de saber que entre los húngaros ninguno puede traer pluma de águila en la cabeza si no ha muerto turco, peleando de solo á solo; y tantos cuantos así hubiere muerto, tantas plumas puede traer sobre la cabeza. Pues Hércules trae aquella cabeza de león por tocado ó atavío de la cabeza, no es de maravillar, antes es digno de ser alabado, porque aquélla es la cabeza del leon nemeo que él gloriosamente venció combatiendo con él, y trae agora méritamente la piel y la cabeza por ornamento de su persona, para más prueba y testimonio de su hazaña y de su virtud.

C.—Harto á tu propósito me has argüído. Ninguna cosa te alego que no me haces luego mil anzuelos con que asirme.

- G.—Estos que llamas anzuelos no son sino verdades manifiestas. ¿Sabes cuáles son anzuelos y máscaras del vulgo? Cuando un asno se cubre de la piel de un león, ó un cuervo se cubre de las plumas del pavón, usurpando la honra ajena; pero que un virtuoso traiga la memoria ó la impresa de su virtud y que con modestia procure que sea cognocida esta tal, se llama gloria.
- C.—¿Quieres que comprometamos en Hércules esta nuestra diferencia?
- G.—Ningún juez podríamos hallar más recto ni más apropósito; mas quiero ser yo la que se lo diga.
- C.—Antes yo, por desengañarme de mil oftas dudas que tengo en este caso. Nosotros te adoramos, ¡oh Hércules! porque sabemos que en tí hay saber y verdad. Queremos que juzgues una nuestra diferencia, la cual te contaremos brevemente.

HÉRCULES.—No es menester contármela: la virtud de mi nombre sólo basta para entenderos yo. He sido presente á toda vuestra diferencia y controversia, la cual prometo de difiniros fielmente.

- C.—Lo primero es rogarte que nos digas qué cosa es honra, lo cual sabemos y creemos que sabrás mejor que otro, siendo, como eres, más honrado que otro.
- H.—Así como entre los bienes del cuerpo la salud es primero, así entre los del ánimo la virtud, así entre los bienes extremos que llamamos de fortuna la honra tiene el primer grado, y no las riquezas, como algunos ignorantes piensan. Ésta desean, pues, todos los hom-

bres de ingenio y todos aquellos que á cosas famosas son inclinados. Pero los bajos, los plebeyos y los que traen sus pensamientos envueltos en el lodo, ni la curan ni la procuran. La descripción de ello se puede hacer de esta manera: Honra es toda señal, todo dicho, todo hecho y cualquier acto que vemos hecho por reverencia y por testimonio de la virtud de aquel por quien se hace.

- C.—¿El quitar la gorra es señal de honra?
- H.—Sí sería señal de honra, cuando el fundamento de la tal señal no faltase; digo, la virtud; porque, puesto que el humo sea señal del fuego, aquella tal no la llamamos humo de fuego, sino alguna exhalación, ó vapor, ó alguna otra elevación espesa, causada de alguna sucia materia.
- C.—Pues ¿de dónde tomó origen este quitar de gorra por testimonio de honra?
- H.—El descubrir la cabeza en señal de reverencia quiero que sepas que á sólo los príncipes y magistrados era antiguamente debido, si bien entre los sabios hubo algunos que dijeron que fué inventado por conservación de la salud del cuerpo, porque con el cubrirse y descubrirse la cabeza, usándose al frío y al calor, se hacía más recia y más sana. Todavía digo que más bastante razón que ésta fué la causa porque siendo la cabeza la más noble parte del hombre y la que él procura guardar más en cualquiera peligro, cuando eran vencidos de sus enemigos, en señal cierta de su vencimiento. les ofrecian

la armadura de la cabeza, poniéndoles delante la cabeza desnuda é inclinada, siendo la más noble y la vital parte del cuerpo. Y de aquí, los prudentísimos romanos antiguos, para mostrar la obediencia y reverencia que á los dioses, á los príncipes y á los magistrados se debe, transfirieron aquella militar costumbre en conversación y en uso hábil, haciendo que, en el conspecto de los que digo, cada uno mostrase desnuda su cabeza. Pero aquéllos que, sin hacer elección, á cualquiera persona y por cualquiera causa quitan la gorra, dan señal de ánimo bajo é ignorante, adulterando una tan noble institución. Y los que esta pregminencia usurpan, no siendo de los que he dicho, éstos tales se pueden llamar ambiciosos. Verdad es que, puesto que no sean príncipes ni gobernadores de república, cuando por alguna particular virtud méritamente pueden ser llamados miembros de la república, méritamente deben ser honrados, nó como los que gobiernan, mas como dignos de gobernar; porque, como dice Aristótiles, un hombre de virtud excelente como un dios debe ser estimado entre los hombres; y aun el día de hoy, en algunas bien ordenadas repúblicas, se ve que el descubrir de la cabeza no se hace sino delante de la persona pública que tiene el gobierno.

C.—¡Oh, cuánto me huelgo de haber entendido todo esto de que mil veces he estado dudosa! Mas aún de una cosa no quedo bien satisfecha, porque me parece que no han lugar en ella las razones que has dicho. ¿Por cuál razón, Hércules, cuando el príncipe se quiere lavar las manos para comer, los circunstantes se quitan las gorras? Pues en tal caso, parece que no es menester mostrar señal de honra ni de obediencia.

H.—Antes es cosa muy puesta en razón, porque así como la cabeza significa el cognocimiento y la inteligencia de las cosas místicas, ansí las manos significan las operaciones humanas, y los pies significan efectos del ánima. Por esto antiguamente se usaba que si alguno quería en algún acto juzgar ó mostrar su inocencia se lavaba las manos en público, así mostrando que todas sus obras eran limpias y inocentes, de donde tomó origen aquel proverbio tan usado, cuando alguno de alguna cosa ilícita no quiere ser culpado, que dice yo lavo mis manos de eso, por no querer mancharse. Pues cuando el rey ó el señor se lava las manos, los súbditos que lo miran descubren las cabezas por dos razones: la primera, para darle gracias de la inocencia que muestra; la otra, para dar señal de verdadera obediencia y del arbitrio que le dan por el mérito de aquella inocencia y limpieza que les muestra. Y si bien no se lavan hoy los príncipes con aquel intento, sino por la buena costumbre y por la limpieza, todavía se les hace esta demostración, heredada de la antigüedad. Verdad que me acuerdo haber oído á un sacerdote egipcio que, siendo costumbre de los reyes suplicar á los dioses en el principio de la comida y dalles gracias en el fin de ella, todos los que se hallaban presentes descubrían las cabezas para suplicar y para darles gracias á los dioses. Y

ansí, siendo el lavar de las manos principio y fin de la mesa, en los cuales tiempos se solía hacer la oración, dura hoy la costumbre de quitarse las gorras cuando al principio y fin de la comida se lavan las manos, por ser ambos tiempos principios de la oración.

C.—¡Oh, como me huelgo de oirte! Mil gracias te doy, Hércules, y á esta mi gorra otras tantas, que por haberse enojado conmigo ha sido causa de hacerme capaz de mil cosas que no sabía.

Antes oí decir un día á un loco, preguntándole el origen de quitar la gorra al lavar de las manos, que antiguamente los príncipes solían, queriéndose sentar á comer, convidar á los circunstantes, los cuales, rehusándolo, se quitaban la gorra en señal de agradecimiento; y que de aquí ha quedado en nuestros tiempos esta usanza, aunque los príncipes no nos conviden.

Pero si no te soy enojoso, yo te suplico, Hércules, que me declares otra duda: ¿Dónde viene que cuando el príncipe estornuda, demás de invocar los que se hallan presentes su salud, se descubren las cabezas?

H.—Todo mana de una fuente. Verdaderamente, el reino, el estado, la república á quien los dioses proveyeron de buen príncipe, méritamente se pueden llamar bienaventurados, y más méritamente es llamado y se puede llamar bienaventurado el buen príncipe, dón de Dios, porque no hay duda, según la opinión de los sabios, que, cuando Dios quiere bien un pueblo, le provee de un señor justo, tal que el mesmo pueblo pueda

decir reposándose: «yo duermo y mi corazón y este mi príncipe vela por mí.» Escriben los antiguos que de todas las señales bastantes á significar alguna cosa en los cuerpos humanos, sólo el estornudo es señal de augurio y llamado sacrosanto, como cosa dirivada de parte divina, por ser procedido del celebro y de ocasión vehementísima; porque, en efecto, es un ímpetu y una erupción de todo el spíritu, la cual produce buen efecto á la salud de todo el cuerpo. Cuando el señor, pues, estornuda, los que están presentes descubren la cabeza, para rogar á los dioses que al tal estornudo, ó la señal de su salud, siga el efecto. Porque así como el príncipe es la salud de su república, así la república es obligada á rogar á los dioses por la salud del príncipe, lo cual hace, como he dicho, con la gorra quitada.

C.—Á maravilla me has satisfecho, Hércules; pero ¿por·qué cuando estornudan nuestros iguales ó nuestros inferiores no nos quitamos las gorras?

H.—Porque ni la salud de aquellos es tan necesaria como la del príncipe en la república, ni tenemos tanta obligación para pedírsela á los dioses. ¿No sabes que los pueblos son los miembros, las leyes, los niervos, y el rey la cabeza del cuerpo público y civil? Por lo cual es necesario que se haga cualquiera diligencia por la salud de la cabeza, como aquella que es causa de su salud en todos los miembros.

G.—Mil veces le he dicho, ¡oh Hércules! á esta cabeza que bien podría hacerse capaz de alguna otra cosa; pero que de ciencia ni de prudencia no lo será jamás; y es cosa de admiración que, siendo la verdad y la razón dos cosas tan eficaces para persuadir, si no viniera aquí la autoridad de tu persona, ninguna cosa quisiera creerme; por lo cual te ruego que le des á entender cuáles son los verdaderos honores, para que, entendiéndolos, atienda á merecer alguno, y, dejándome reposar á mí, sea de aquí adelante menos curiosa de quitarme á los otros ni que los otros quiten las suyas á ella.

H.—Los verdaderos honores son aquellos que se ha cen á significación temporal ó perpétua de aquellos que tienen algún grado notable de virtud, como son los triunfos, los arcos, las columnas, las estatuas, las inscripciones, y semejantes monumentos. Verdadero honor fué aquél de Themistio, que entrando en el espectáculo público de toda Grecia, todos los hombres en un momento pusieron los ojos en él. Semejante fué el de Virgilio mantuano en el teatro de Roma; tal fué el del magno Pompeyo, que, siendo mozo, se levantó á él Lucio Sila dictador para recibirlo; como éste fué el de Atio, antiquísimo poeta de Pessaro, á quien se levantó en pie Lucio César, summo dictador, por honrarlo. Estos son verdaderos honores. También es verdadero honor cuando alguno es llamado á alguna administración ó gobierno público por propia virtud, sin otro medio de favor y de diligencia. Verdadera honra fué aquella de Otavio Augusto, cuando el senado y el pueblo romano, de común consentimiento, lo llamaron padre de la pa-

tria; verdaderos honores son las córonas, las guirlandas y los collares, y los otros grados militares que con trabajo de la propia persona son ganados, los cuales daban á los caballeros y á los otros soldados. Y semejantes son los que se daban á los hombres señalados en alguna dotrina, y así, lo buenos acogimientos y los buenos tratamientos que los príncipes hacen á los hombres virtuosos son verdaderos testimonios de la honra y de la virtud de los tales. Asimesmo son verdaderos honores aquella testificación que los graves v verdaderos escriptores dejan en sus libros de la virtud de alguno, contra la cual casi parece que en el tiempo no tiene jurisdición. De aquí vino que los príncipes virtuosos antiguamente se preciaron de tener cerca de sí scriptores doctos y virtuosos que dejasen scriptas sus hazañas. De aquí vino á ser tan recordado y tan traído á la memoria aquel generoso sospiro del magno Alejandro: cuando vido el sepulcro del famoso Achiles, dijo: «¡Oh bienaventurado mozo, que mereciste tener á Homero por coronista de tu vida!»

C.—Confiésote, Hércules, que es verdad todo lo que has dicho y que me parece ser otra ya de lo que hasta aquí he sido, en virtud de un poco de luz que de lo que has dicho se me ha entrado en el celebro. Aún quedo dudosa que me dices que honra es testificación de virtud y yo he visto y oído que muchos príncipes de nuestros tiempos y de los antiguos honraron algunos hombres mecánicos, así como Alejandro á Dinócrates gran-

de ingeniero y arquitecto famoso; á Apeles, pinctor; á Lisipo, escultor; y ansí otros muchos que dejo de decir por huir la prolejidad, los cuales no tenían preheminencia de virtud, sino de arte.

H.—No digas eso. ¿Eres tan torpe, que el arte no tienes por virtud y grande? Sábete que en la virtud hay grados de más y de menos excelencia; pero á cada uno por su virtud debe de honrar en su grado el que quiere tener título de humano y de justo.

C.—Yo me pensaba que ninguna virtud era digna de honor, salvo la de las armas ó la de las letras.

G.—¿No te lo he dicho yo, Hércules? Ésta piensa que es tan rica de seso como de hacienda; pero ya ves si le falta todo, pues no te entiende.

H.—Poquísimas veces acontece que la virtud y la riqueza se acompañen, porque se conciertan muy mal juntas; antes, de ordinario, donde la una crece, mengua la otra. Con todo esto, sábete que hay dos maneras de virtud: la una, intelectiva, como son las artes, las sciencias; y cualquiera que posee una déstas méritamente es digno de honor, como los filósofos, los hombres letrados y doctores, que han sido siempre muy estimados y honrados. Otra manera de virtud hay que se llama moral, la cual hace asimesmo á los hombres que la poseen méritamente dignos de honor; por ésta son honrados los hombres fuertes, los mansuetos, los sufridos, los templados, los justos, los vergonzosos, los magníficos y liberales; y si cada virtud de éstas, de por sí, merecen reverandos.

rencia, mira cuánto loor y reverencia merecerá aquel que de todas juntas se honra, hecho guirlanda, y acumulando las intelectivas y las morales dentro del ánimo. ¿No te parece que este tal no solamente será digno de mortales honores, mas aún de ser acatado casi como uno de los dioses entre los hombres? Los otros que á la vanidad y á la ambición de la gorra atienden, sin curarse de merecella por alguna de las virtudes que he dicho, como ambiciosos y vanos debrían ser echados de la compañía de los buenos, porque injusta cosa es que quiera uno, en los asientos, en las fiestas y en los lugares que denantes dije, preceder á los otros, y que á la defensión de la patria en los peligros, en las batallas y en los otros trabajos que hacen las obras de los hombres eternas y famosas, se quede atrás el postrero y que, haciendo mal, le parece parte de saber y de nobleza despreciar las artes y las virtudes de los otros, atendiendo solamente á acumular hacienda. Para significar esto, los sabios romanos hicieron templo á la honra y la virtud, á quien tenían por dioses de esta manera: que no se podía entrar en el templo del honor sino pasando primero por el de la virtud, sobre la puerta del cual estaban en grandes letras de oro escriptos estos versos:

«No puede entrar de honor al sacro templo. Quien por el mío no pasa y persevera: Medid la vida, pues, con este ejemplo.»

Esto basta por agora para conclusión de vuestras di-

ferencias y yo me vuelvo al cielo, donde los dioses me están esperando.

G.—¿Has entendido, cascabel mío dorado, has entendido lo que Hércules te ha dicho? Hora llévame á casa y déjame estar en un rincón, sin darme más trabajo del que hasta aquí me has dado. Allí me dejarás, mientras río de tu vanidad y tu ambición; me gozaré de la sapientísima difinición que el divino Hércules te ha hecho, cuya señalada virtud te ha dado bien claro á entender, si has sabido entenderlo, qué cosa sea el verdadero honor. (1)



<sup>(1)</sup> Al pié del manuscrito que posee el Sr. Sancho Rayón se lee: «Acabose de tresladar en Sevilla á diez de Março de mill y quinientos y novéta años en Sevilla en la parroquia de Sant Martin,»



## PARADOJA

Trata que no solamente no es cosa mala, dañosa ni vergonzosa ser un hombre cornudo

mas que los cuernos son buenos y provechosos. (1)

$$(B. C.-A^2, 141, 4)$$

No ha muchos días que hallándome en una buena conversación, donde se hablaba de los cuernos, fuí harto reprehendido, porque, movido á piedad de verlos así maltratar, dije solamente que no eran tan malos como el mundo los juzgaba, y que es una ironía y una cierta

<sup>(1)</sup> D. Aureliano Fernández-Guerra publicó esta paradoja, suprimiendo varios párrafos, en el apéndice al tomo 1.º de Gallardo, donde se notan algunas pequeñas variantes entre el texto dado por el doctísimo académico y el del códice colombino, al que nos hemos ajustado fielmente.

mala opinión, nacida de gente baja y de poco discurso, el estar mal con ellos. Y no habiéndome consentido los que allí se hallaron que dijese todo lo que sentía en esto, quedé con un gran deseo de declarar esta ceguedad, así por probar mi intención, como para que el mundo entienda el engaño que recibe, y que no solamente no son malos ni dignos de ser vituperados, mas á quien sanamente los entiende, son buenos, honrosos y provechosos, como lo pienso mostrar en esta mi paradoja.

Así, digo que generalmente aquellas cosas son más dignas y más excelentes en sí, y de mayor autoridad acerca de los otros, que tuvieron más altos, más buenos, antiguos, y mas honrosos principios y que fueron hechas y usadas por hombres más famosos, y en lugares más señalados y preeminentes, y siendo esto así, ninguno puede negar que los cuernos sean la cosa más excelente, más buena, más honrosa y de mayor autoridad de cuantas tienen los hombres acá en el suelo, ó, á lo menos de aquellas que la fortuna ó la buena diligencia pueden dar á ninguno. Porque si los principios y la antigüedad se mira, desde que hubo cielo hay cuernos como lo diré hoy, pues, en su lugar; mas aún, demás de esto, hubo hombres que tuvieron cuernos; y que aquellos gigantes que quisieron hacer guerra á Jupiter eran no solamente cornudos, mas que de la grandeza de sus cuernos nació la soberbia de sus ánimos y de sus impresas; hasta que los dioses, temiendo ser echados del cielo á cornadas, viendo que ya lo intentaban, los abrasaron á todos, y,

no contentos con esta venganza, siguiendo su victoria, por asegurarse mejor y por estirpar entre los hombres la simiente de los cuernos, como cosa que un día les pudiera quitar el imperio, ahogaron los que quedaron; hasta que venidos después Pirra y Deucalión, que solos quedaron para casta, y, por haber salido muchas, les mandaron que echasen aquellas piedras por aquella cuesta abajo (como lo escribe Ovidio en sus Metamorfóseos) los cuales, en llegando á lo llano, eran luego convertidos en hombres; pero ahora fuese por ser las tales piedras quizás redondas, ahora porque los que las echaron no los tenían, todos los hombres que de ellas se hacían nacían sin cuernos. Puesto que dice á este propósito un doctor de mi tierra (que de causa de tener una mujer bonita como un oro, presume de saber tanto de cuernos como de medicina), que no fué ninguna de éstas la causa, sino que habiendo Júpiter considerado mejor la presunción y soberbia de los hombres, queriendo reformarlos en aquella nueva generación, les disminuyó el poder y la dignidad, quitándoles los cuernos, para que de temerarios que antes eran, fuesen de allí adelante tímidos, pues, los hombres, la primera vez con cuernos y la segunda vez sin ellos; ó, por mejor, la inclinación natural nos tira siempre á desear más aquellas cosas de que más carecemos; ó porque viendo á las otras bestias con cuernos, los hombres tuviesen envidia y les pareciese quedar mancos sin ellos; ó, según yo creo, porque les dijeron que los primeros hombres los habían tenido y la causa por que Júpiter se

los había quitado, nacióles tan gran desco de tener cuernos, que luego despacharon sobre ello mensajes á Júpiter. De esta embajada dieron cargo á la honra y á la opinión, por ser la una y la otra personas tan principales en la república de los hombres; ellas acetaron su comisión pacto expreso que si Júpiter concediese su demanda, no pudiesen los hombres traer los cuernos en la cabeza; ni en la frente, como los otros animales, ni en ninguno otro lugar, salvo en medio de la honra y debajo de la opinión; y de aquí viene que no se pueden ver hoy los cuernos en los hombres que los tienen, por traerlos escondidos en los lugares que he dicho.

Llegados, pues, los embajadores á Júpiter, entre otras cosas le dijeron que por qué, habiendo dado á los otros animales colas, escamas, conchas, espinas, cuernos, picos y otras armas, para defensa suya y de sus mujeres, á solos los hombres había dejado desnudos y faltos de todas estas cosas, teniendo ellos, á causa de la liviandad y bulliciosa cumplición de las mujeres, mayor necesidad de armas con que poderlas defender, por lo cual le suplicaban les proveyese de nuevo, de manera, que, á lo menos, les volviese los cuernos que les habían sido quitados; porque demás que sería desagraviarlos, en esto excusaba el pecado de la invidia en que generalmente incurrían, viendo gozar y abundar á las bestias de lo que ellos carecían, habiendo ellos antes tenídolos.

Rióse Júpiter de la demanda de los hombres, pero, por no desesperarlos, y también porque no se le amotina-

sen, respondióles que haría su ruego si las mujeres consentían en ello; porque no habiendo de tener ellas cuernos, no era bien sin su consentimiento gozasen ellos de tanto favor. Y, á la verdad, creo para mí que Júpiter les dió aquella respuesta pensando que jamás las mujeres vinieran en ello, y que así ellos quedarían sin cuernos y él sin culpa. Vueltos los embajadores á los hombres y sabido lo que habían negociado, dióse aviso de ello á las mujeres, rogándoles que fuesen en ello, las cuales, consultando el negocio entre sí, enviaron con los mismos embajadores una de ellas á Júpiter para que les dijese que, no embargante que en alguna manera les paraba perjuicio, ó podía en algún tiempo redundar en su daño dar tanta autoridad á los hombres, proveyéndolos de armas y que ellas no las tuviesen, pero por lo mucho que deseaban agradar á los hombres, holgaban dello, con tal que ningún hombre ni ninguno de sus maridos pudiese de allí adelante ni tener cuernos ni llamarse cornudos, pues la mujer no podía holgarse ni hablar con otro hombre que mejor le pareciese. De manera, que así como los cuernos dél podían nacer del temor della, por consiguiente del contentamiento de ella, nacen los cuernos de él, para que lo uno recompense lo otro, de donde tomó principio aquel proverbio que dice vayate mocho por cornuda, el cual, por ser tan antiguo, apostaré yo que hay en esta corte más de seis catarriberas que no saben por qué se dijo.

Concedióles ansí Júpiter como se lo pidieron y de

allí quedó casi por ley inviolable que ninguno osase llamarse el día de hoy cornudo sin que su mujer haya primero dispensado con él.

Esta fué, pues, la primera origen de los cuernos y después la segunda reformación de ellos. Si algunos lo cuentan de otra manera sepan que se engañan y que es error manifiesto; pero, demás de esto, para probar la antigüedad dellos, ¿qué mejor autoridad ni cuáles mas abonados testigos que el mismo Júpiter y el mismo cielo? Ved en el cielo la luna con cuernos; y tan conocidos y estimados, que cuando queremos encarecer mucho una cosa decimos que está en el cuerno de la luna; como también, encareciendo una cosa y peligro grande, se suele decir que se vió en los cuernos del toro.

Mas volvamos al cielo, y veremos algunos de ellos y de los signos con cuernos: el norte rodeado y guardado con la cabra Amaltea con sus cuernos, el cabrón del dios Baco con cuernos, el carnero de Anfirioso con cuernos, el toro de Europa con cuernos, tres con el Cornucopia. Y la hermosa Venus, madre del Amor y abuela de los cuernos, ¿quién no sabe que, viéndose casada con aquel malaventurado herrero (con quien acordó de casarla aquel desdichado de su padre, de puro avaro, porque se la tomó sin dineros ni dote), viéndolo tan feo, sucio, tiznado y tan para poco, acordó de ponerle los cuernos, porque pareciese algo y para que tuviese algo de nuevo?

Y aquella diosa Diana, tan casta y tan hermosa, di-

go, tan honesta, ¿dejó por eso de ser amiga de los cuernos y preciarse de ellos? ;No se sabe que, siendo suya la casa de aquellos bosques donde se criaba, no se podía matar un ciervo en todos ellos, sin que le presentasen á ella los cuernos, como cosa tan alta y tan excelente que no merecían los viles gozar de ellos? Y así, en matando algún ciervo, la primera cosa era colgar los cuernos de un pino, dedicándolos á Diana; pero dejemos á una parte las autoridades de los poetas, que, por ser tenidos por mentirosos, podían leyendo esta mi paradoja poner sospechas en mi verdad: no aleguemos más con ello, sino con la experiencia y ejemplos vivos; con razones fuertes y eficaces y con aquellas cosas que facilmente se pueden probar y entender; y, demás de los cuernos que habemos dicho, que hay en el reino de Júpiter, bajemos al de Plutón y su infierno y hallaremos todos sus vasallos y gente con cuernos, tanto, que si alguno pintase hoy diablo, no pensaría haberlo sacado al natural si no le pusiese cuernos, que para prueba de su antigüedad és validísimo argumento de la dignidad de ellos.

Mirad la tierra y veréisla toda llena de animales cornudos, demás de los hombres á quienes sus mujeres los han puesto, y demás de los sátiros que tienen cuernos, puesto que en cierta leyenda hallé un autor que dice haberse escapado estos sátiros del diluvio de Júpiter, por ser grandes nadadores, y que viéndolos después con cuernos, sabiendo que eran de la raza de los pasados, no queriéndolos deshacer del todo, los deshizo de la mitad, haciéndolos de la mitad abajo cabrones, porque no fuesen peores que los pasados y porque no se fuesen alabando que, siendo hombres, á su pesar tenían cuernos; y asi, donde quiera que los viéredes hallareis que gozan de preeminencia de los cuernos con este sobregüeso.

Pues si dejamos la tierra, y pasamos á la región del aire, allí se verán muchas aves que tienen cuernos; y algunos de ellos tan estimados y tenidos de todos los que los conocen, que de pura invidia los matan por quitarles los cuernos, los cuales traen después los hombres en los bonetes por ornamentos de las cabezas y por suplir por arte aquello en que la naturaleza los hizo faltos.

En las montañas de Lombardía he visto yo cierto género de aves como escarabajos, que parecen aves y vuelan tanto como algunas aves, y son llamados en aquella tierra *Bocheçucare*. Estos tienen en la frente un par de cuernos, imitación de los ciervos, con sus ganchos ó puntas que ninguna cosa se puede ver más hermosa en su calidad. Son muy estimados y tenidos en mucho de los que los pueden haber. Acuérdome haber traído un par dellos en una medalla, ligados con oro, con una letra *nemo est qui se abscondat*.

Mirad el ave fénix, que se dice ser única en el mundo, y veréisla que en esto como en lo demás fué estimada entre todas las otras aves; á ésta le nace de la parte alta de la frente una pluma á manera de cuerno, ó por decir más proprio, un cuerno á manera de pluma que la

hace parecer muy hermosa, como se puede ver en su pintura.

Dejemos el aire, y volvamos á la mar; y en ella vereis muchos peces con cuernos de muchas maneras. Pues si en el cielo se usaron cuernos, el infierno está lleno de cuernos, en el aire cuernos, ¿quién pondrá duda en su antigüedad, en su dignidad, ni en su autoridad?

¿Quién no tendrá en mucho (si tiene juicio) una prenda tan cara y de tanto valor? ¿Quién, oyendo decir la fuerza tan extremada que el rinoceronte tiene en un cuerno de que le proveyó la naturaleza, para defenderse del elefante enemigo suyo, no le tiene invidia? ¿Quién no sabe que aquellos colmillos del elefante tan grandes y tan hermosos son cuernos y no colmillos, viendo que demás de la grandeza y hechura dellos nos lo muestra el efecto que con ellos hace, y aquellos que de ellos se ayudan? (queda claramente entendido:) estos, pues, son cuernos de tanta hermosura como vemos, de los cuales se hacen tantas cosas hermosas y excelentes, que sería nunca acabar de quererlas escribir, y de aquí vino que los poetas queriendo hacer una puerta para la casa del sol, se la hicieron de cuernos de elefante, por la cosa de más calidad y hermosura de cuantas pudieron hallar y no se las quisieron hacer de oro guarnecidas de piedras y de perlas, como la podrían hacer y no les costara tanto como esto.

Así, los cuernos, por sí no fueran tan autorizados, con las divinas letras alegara los cuernos de Moysén,

los de Urías y los de David y el cuerno con que ungían los reyes de aquellos pueblos y mil otros de otros donde en la sagrada escritura se trata de ellos. Pero porque no parezcan ni es bien que se profane, y porque sin ella pienso probar mi intención, acuerdo de dejarla y tratar de cosas humanas.

Lisímaco, famoso capitán de Alejandro Magno, sabiendo la dignidad de los cuernos, los amó tanto, que los traía por adorno de su cabeza; y no se dejára retratar de muchos pintores que lo sacaran al natural sin ellos, á causa de su gran hermosura, si no lo pintaran con cuernos; y se ve en algunas medallas antiguas que dél hallaron.

Pirro, famoso capitán griego, traía los cuernos de un cabrón sobre su celada, por ser más conocido, más señalado y más temido por ello en las batallas.

Fueron siempre los cuernos tan estimados, que algunas naciones antiguas los usaron en las guerras; y en los ejércitos se los ponían en las cabezas, por parecer más fieros y más valientes á sus enemigos. Y aun en algunas partes de nuestras indias occidentales me dicen que los usan los indios.

Uno de los mayores trabajos de Hércules, y una de las victorías que le hicieron tan famoso, fué el haber quitado los cuernos á Aqueloo; el cual tenía tanta fuerza en ellos, que no hallaron otra cosa por donde Hércules fuese más alabado los que dél escribieron. Que si yo fuera coronista de sus proezas antes callara ésta que re-

ferirla por tal; que antes alabaría yo á aquel que hubiese puesto los cuernos á otro que no á aquel que se los hubiese quitado. Con todo eso, los antiguos nos lo dejaron escrito así; ellos debrían de saber por qué; y por esto los poetas hicieron después gran caudal de estos cuernos de Aqueloo: hicieron casas de ellos de que nos dura aún hoy la memoria.

Leed los hechos de los romanos, tan sabios, y tan valerosos, los cuales el día de la batalla hacían dos cuernos de sus ejércitos; y éstos eran tan estimados y de tanta dignidad, que no se diera cargo dellos á ningún capitán que primero no hubiese vencido alguna batalla; era, en suma, tanta la preeminencia destos cuernos, que aun del cuerno derecho al izquierdo se hacía gran diferencia, y así, la mayor honra y la mayor gloria que en un día de batalla podían dar los romanos á sus capitanes, era entregarles el cuerno derecho del ejército y no querría que pensase alguno que este orden de milicia esté hoy del todo perdido ni olvidado, aunque en parte esté pervertido, porque en los ejércitos del emperador, nuestro señor, la he visto yo y usarse cada día; y así vereis que después de hecho balance de los escuadrones, sacan y hacen dos cuernos de arcabucería, poniéndolos en la frente y en los lados de ella, y si algunos los llaman mangas ó alas, no saben lo que dicen; que no son sino cuernos, ansi por la autoridad antigua que he dicho como porque si fuesen alas estarían en los hombros ó en los sobacos de los ejércitos ó de los escuadrones y no en las frentes donde los ponen, que son los mismos lugares donde nacen los cuernos. Y no solamente los ejércitos guardan hoy tan buena orden; y esta preeminencia de los cuernos, mas aun cada soldado particular, visto que no puede tenerlos, movidos de cierta invidia honesta y valerosa, las van imitando en cierta manera; y de aquí vienen los penachos y las plumas que vemos usarse hoy sobre las celadas y las gorras y sombreros, los cuales no son, en efeto, ni parecen otra cosa que cuernos y no parece mal á ninguno. Esta es virtuosa disimulación de los hombres por los cuernos; pues aun los vemos en las mujeres de nuestros tiempos, las cuales, puesto que por la capitulación ya dicha, no pueden tener cuernos, todavía, conociendo el valor dellos, no contentándose algunas de ponerlos á sus maridos, los quieren ellas también traer; y así, vereis á algunas que hacen é inventan mil maneras de tocados nuevos y extraños, con ciertos lados y entradas para que parezcan cuernos. Las milanesas tuercen con cuernos y fuego y con otras cosas los cabellos de los lados y sobre la frente, haciéndoles tomar la forma de cuernos de carneros, y teniéndolos en tanto, que no le parecía á una mujer milanesa ó lombarda que aun para poder ser vista cuando sale de su casa, si no lleva los cuernos que digo, le parece que no va galana.

Otras demás déstas los traen por zarcillos en las orejas y por pendientes en las tocas, hechos de esmeraldas y de oro guarnecidas y perlas con mil gentilezas, para mostrar en cuánta veneración tienen los cuernos.

Y acuérdaseme que, preguntando vo una vez á una dueña vieja, harto reverenda, á qué propósito se rapan v se pelan las mujeres los lados, me dijo: «Sabed, hijo, que la primera que se los peló fué una moza maliciosa, soberbia y de grandes pensamientos; la cual, teniendo gran deseo de que le naciesen cuernos como á las otras bestias, y pareciéndole que aquellos cabellos podían impi dir naciesen, se pelaba muchas veces los aladeros (1), estercolándolos después con mil cosas para poder nacer, hasta que al cabo de algún tiempo, desesperada dello, y que tanto lo había deseado, visto que no nacían, se dejó dello; pero siendo después de otras amigas suyas preguntada por qué se había rapado de aquella manera, les contó su caso; lo cual entendido por las otras (como todas sean naturalmente, invidiosas), apenas tuvieron sufrimiento para llegar á sus casas, que luego cada una, cuál más, cuál menos, desmontaron los alados, pensando que haría con ellas naturaleza el milagro que con la otra no quiso hacer. Y de aquí quedó, como vemos, el pelarse y raparse los aladores las mujeres, con deseo que les nazcan cuernos.

Puesto que dice un amigo mío que no fué desto sino que habiendo sido informado Júpiter que algunas mu-

<sup>(1)</sup> D. Aureliano Fernández-Guerra hace notar que esta palabra significa lo mismo que *aladares*, y que en la *Paradoja* se usan indistintamente las voces, *alados*, *aladores y aladeros*.

jeres soberbias trayan cuernos, contra la premática, y los cubrían con los cabellos de los aladores, mandó por decreto público que se los rapasen y que todas de allí adelante traigan las frentes y los lados descubiertos, para que se pudiesen ver los cuernos si alguna lo traía; mas yo apostaría cualquiera cosa que las más de las mujeres que hoy traen largos los lados de los cabellos, traen los cuernos en sí mismas disimulados debajo dellos.

¿Qué diré de la dignidad y autoridad de los cuernos, que todo no sea poco respeto de lo que se podía decir? En Alemania, entre otras hermosas antigüedades que aún duran entre ellos, son tenidos los cuernos en tanta estima, que solos los príncipes y grandes señores los usan; los unos por armas y los otros por cimeras ó impresas sobre las armas; casi pareciéndoles que con ninguna cosa pueden traer el resplandor de la fama de sus pasados como con los cuernos, y de aquí vinieron á ser llamados los cuernos cimera.

Cuando quieren diferenciarse, y no solamente los señores en Alemaña, mas aun en Francia y en Flandes y en Italia, particularmente en el reino de Nápoles, traen hoy los príncipes de Salerno un par de cuernos muy grandes sobre las armas, y el blasón de ellos, que traerían antes los cuernos sin las armas que las armas sin los cuernos con cierta letra.

En la república de Génova, puesto que hay muchos nobles; ninguno es libre, antes todos son pecheros igualmente, y no habiendo entre ellos mercaderías ni cosa alguna que sea exenta de mil maneras de derechos que pagan, solos los cuernos es su exención antigua y por preeminencia particular ni pagan ni deben ningún derecho, ni los que los traen á vender ni los que los compran. Mirad si supiesen deste privilegio los gavilanes de España, si anduvieran tan locos con el suyo, y no piense alguno que es donaire esto que digo, que no es sino pura verdad y exención particular de los cuernos en aquesta república.

Cualquiera que haya estado en Alemania habrá visto y entendido en lo que se deben de estimar los cuernos, viendo que son el ornamento principal de las casas y cámaras de los mayores príncipes; tanto, que como los nuestros acá tienen cuidado de adornarlas y aderezarlas con doseles ricos y con tapices de brocado, procuran ellos de enramarlas y adornarlas con muchos cuernos de diversos animales, teniendo en esto tanto cuidado y diligencia, que los buscan y los traen de otras provincias y se los presentan los unos á los otros por una cosa muy preciada, teniendo siempre en más los mayores. Y á este propósito me juró un caballero de los que se hallaron en esta última guerra de Alemaña (y sé que me dijo verdad) que en casa del Duque de Vitemberga vió más de tres mil pares de cuernos de ciervos juntos, los cuales tenía guardado el duque allí con grandísimo cuidado; y que, habiéndole sido de pocos días acá restituído el ducado (el cual el Emperador le había quitado por su rebelión), andando recogiendo sus

cuernos, halló que en un castillo suyo le faltaban un par de cuernos que tenía en mucho por su grandeza y hermosura; y sabiendo que estaban en poder del Duque de Baviera, se los envió á pedir; y no queriéndolos dar, le amenazó de destruirle, sino les vuelve sus cuernos.

Pero, porque he tratado de los cuernos del ciervo, ved un poco cuán bien les parece, y considerad la hermosura de ellos; mirad cuán mal parece quitándoselos, tanto, que aun ellos mismos, avergonzados de sí cuando los mudan para renovarlos, todo aquel tiempo que tardan en nacerles los otros, andan escondidos en parte tan remota, que de ninguno pueden ser vistos sin cuernos: mirad en cuánto los tienen y con cuánto cuidado los guardan, que muchas veces les acontece, y algunas los he yo visto, que siendo apretados de los perros y de los cazadores, yendo huyendo por algunos bosques, se les asen los cuernos á las ramas de algunos árboles y, deteniéndose, quieren antes ser muertos que poner fuerza para desasirse, á riesgo de quebrar los cuernos; imitando en esta propriedad al armiño, el cual tiene por menos mal ser tomado y muerto que ensuciar la blancura de su piel.

Vese hoy, demás de esto, en aquellos edificios tan soberbios de los romanos, tan sumptuosos y tan costosos, ó á lo menos en aquellas pocas memorias que de sus hazañas han quedado labrados y esculpidos muchos cuernos, como por ornamento de los tales edificios. Porque sabían aquellos tan sabios hombres, que ninguna otra

cosa pudieron poner en lugar de ellos que tanta calidad les diera.

Pero notad otro argumento validísimo del valor de los cuernos. Mirad los trineos, que son cierta manera de carretoncillos sin ruedas; tirados de un solo caballo, que usan los príncipes y los caballeros en Alemania para andar con las damas por la nieve; y vereis que, habiendo aderezado el trineo lo más soberbiamente que pueden, no les parecerá que va bien ni que pueden parecer bien, si no llevan un par de cuernos muy grandes; los cuales he yo visto algunas veces plateados y dorados para acrecentar su hermosura. Y de aquí creo que vino llamar á algunos cuernos de oro.

El camuco es un animal que vive de ordinario en la soledad de los bosques, cerca de las más altas montañas; éste tiene unos cuernecillos que le nacen en la frente y tornan para atrás casi á manera de anzuelos; y puesto que son pequeños, tiénenlos en tanto, que, volviéndose algunas veces á rascar tras de la cola (por ser, como he dicho, los cuernos á manera de anzuelos ó garabatos), se asen al salvo honor, y de temor de no rompellos, no osan poner fuerza para tirar y desasirse; antes se dejarán morir de hambre, asidos de aquella manera.

Y aunque parezca salir de la materia, no dejaré de contar un cuento á este propósito; y no será salir della. Estaban una vez juntas una gran multitud de llaves á la puerta de la bodega de unos frailes, que razonando entre sí, como acontece, y estando así, dijo una dellas (que

parecía doctora): «Hermosa virtud es la que nos ha dado naturaleza, puesto que algunos malinos la atribuyen á la industria y á la malicia de los hombres.» Y preguntándole otras qué era la virtud, «¿No veis – respondió ella-el poder que tenemos en esta casa, y en todas las otras donde habitamos? ¿Cómo á nuestra voluntad abrimos y cerramos, y admitimos en la casa y dejamos fuera al que se nos antoja?» Estaba acaso tras de la puerta un cuerno, el cual lo había oido todo y cuando vino el fraile se lo contó todo, diciéndole que no debía dar tanta autoridad ni tanto poder á las llaves, que algún día por ventura se hallaría burlado. «¿Qué me pueden á mí hacer las llaves?» dijo el fraile; replicó el cuerno: «Mucho y mucho os podrían hacer si quisieran; pero cuando otra cosa no sea, ¿no os parece que se podrían esconder la primera noche que vos fuérades fuera y no dejarse hallar en todo el convento, para que no entreis acá hasta el día, á riesgo de os descubrir vuestra salida?» El fraile, considerando bien el caso, halló que el cuerno decía bien; que facilmente las llaves le podían hacer una burla, por ser el compañero á quien las dejaba de noche encomendadas algo descuidado y de poca memoria; y preguntándole al cuerno qué remedio tendría para asegurarse, el cuerno respondió que sería bien á él atarle con ellas, y serviría como de maza á las monas ó como de corma á los muchachos que se huyen; «y entonces si las llaves se perdiesen yo me descubriré y me dejaré hallar.» El fraile lo hizo así, hallándose bien con el aviso, y lo dijo á otros frailes amigos suyos; de los cuales ha quedado hasta nuestros tiempos, entre ellos y entre otros, atar las llaves en los cuernos.

Mas tornando á la preeminencia de los cuernos, digo que el día que los venecianos salen á desposar su república con la mar en aquella grande barca llamada clbuen tesoro, habiendo vestido al Duque de los más ricos ornamentos que se pueden pensar, le ponen en la cabeza un bonete con un cuerno y no teniendo otro nombre el tal bonete sino cuerno de creses (?); que si aquellos tan cuerdos viejos tuviesen por más preciada ó más antigua otra corona que el cuerno, que la pondrían en lugar de la corona de cuerno.

Los helvecios ó esguízaros rigen y ordenan toda su milicia al són de un cuerno; el marchar, el hacer alto, el retirarse, el acometer, es todo al són de un cuerno; y débese creer que lo hacen por ser instrumento que los hombres nobles y claros de ingenio, tienen en mucho los cuernos y que sólo ellos conocen su valor, que aun entre la gente rústica y grosera se puede ver lo mismo. ¿No veis los labradores sacar las mañanas á apacentar los ganados al són del cuerno? Y ¿no vemos en tierra de Rioja, y en algunas aldeas de tierras de Sayago y de Campos, llamar al cabildo con un cuerno? Y ¿no veis los vaqueros del campo de Alcudia, cómo se entienden con su ganado al són de un cuerno? Mirad sin son avisados y maliciosos los villanos, y si entienden también como nosotros de qué quilates sea el valor del cuerno, que

viendo que no los pueden tener, ni sus mujeres, por ser necios, no quieren dispensar con ellos, para que sean cornudos como la demás gente honrada; y cómo algunos de ellos, echando un cuerno en alto y dejándolo caer en el suelo, se rien y huelgan y se burlan mucho de aquel hacia quien se vuelva la punta del cuerno, pareciéndoles que lo mira como enemigo, y que le vuelve la punta como al más inmérito, puesto que ya por nuestros pecados y por andar los cuernos tan comunes como la seda, que también se precian los villanos de cornudos y se pican dello como la gente noble: Dios se lo perdone á los curas de las aldeas, que han dispensado con ellos para que lo puedan ser. Pensais que no tiene misterio aquella injuria que se hacen los unos á los otros, echándose de noche á la puerta los cuernos? Sabed que es uno de los delicados puntos que pueden ser; porque, sabiendo el villano que á otro quiere mal, luego le llama cornudo; habiendo su mujer también dispensado con él, se los echan de noche á la puerta, para reprehender secretamente su descuido y su ignorancia. ¿Sabeis en cuánto son tenidos entre villanos los cornudos? Que si uno sabe de otro que se los ha puesto, dará el alma al diablo por ponérselos al que se los puso, para pagarle en la misma moneda la misma cortesía: y de aquí vino el refrán de Tornacuernos, tan usado en todas las partes del mundo.

Los animales brutos sin sentido y sin alguna lumbre de razón (digo de aquellos que tienen cuernos), ¿no sabeis que se dejan atar y tomar por ellos? ¿Quién se pu-

diera valer con un toro si no le ataran los cuernos? ¿Quién le haría sufrir á los bueyes el trabajo sin yugo y si no les ataran los cuernos? Oí decir que antiguamente se usaba y se ataban los hombres por los cuernos como los bueyes, hasta que, como he dicho, se los quitó Júpiter y que preguntándoles después cómo quería que se apremiasen de allí adelante los hombres, habiéndoles quitado los cuernos, respondió Júpiter: al buey por el cuerno y al hombre por la palabra: lo cual ha quedado como ley universal hasta nuestros tiempos. Estas uñas que naturaleza dió á algunos animales á quien quitó los cuernos, y los picos de las aves, ¿no vemos claro que son hechos de cuernos, y que de allí les viene la fortaleza de ellos y de ellas? Sabemos que se dice comunmente pico de cuerno; no sé si me engaño, mas para mí creído tengo que las primeras aves y los primeros animales no los tenían, como vemos que no los tienen hoy las monas y los murciélagos, sino que después de hecha y estirpada del mundo la primera generación de los hombres, pareciéndole á Júpiter que no sería bien que se perdiese la materia, ya que se perdía la forma de los cuernos, hizo de ellos picos y uñas, para que hiciesen fe cuáles habían sido los cuernos en la primera generación antes del diluvio. ¿Quién hay que haya sido cazador que no sepa lo que ahora diré? y es que, entre otras cosas excelentes que se notan de los canes, es una estimación grande que hacen de los cuernos, y lo que se regucijan con ellos, tanto que en oyendo sonar un cuerno, vereis todos los perros á la redonda correr, saltar y regucijarse, haciendo un cierto contento diferente del que suelen hacer de ordinario.

Paréceme que de lo que he dicho quedará razonablemente probado el origen, la antigüedad, el uso y la autoridad de los cuernos. Queda ahora que diga algo de las virtudes que tienen y de sus propriedades, y las cosas que se hacen dellos.

En lo que toca á las virtudes, ¿quién no sabe que el olor del cuerno de ciervo quemado hace huir las culebras, y el polvo del mismo cuerno, para el estómago y para el mal del corazón; y los perros mordidos de víboras sanan con los polvos de los cuernos del ciervo, y esto hacen los cazadores punzando las mordiduras con un gancho de los cuernos del ciervo?

¿Quién hay que no sepa la virtud maravillosa del cuerno del unicornio? El cual es contra todo género de ponzoña: tanto que se escribe dél que los otros animales no osan á beber dél agua hasta que llega el unicornio y suelta primero el cuerno en el agua, asegurándoles del veneno; que por natural instinto conocen la virtud del cuerno.

¡Cuántas viejas ensalmadoras se conocen cada día por estas aldeas, que no osarían á ensalmar á ninguno, ni pensarían que les puede aprovechar el ensalmo, si no tienen en la mano un cuchillo que tenga los cabos de cuernos? Piensan, por dicha, que consiste la virtud en el acero ó en el hierro del cuchillo; y no aciertan, porque, si así fuese, el mismo efeto harían unas tixeras ú otro cualquier hierro; sino que es en virtud particular del cuerno, que ellas mejor conocen, por ser las más de ellas lapidarias, herbolarias y hechiceras.

En el reino de Aragón hay una suerte de vino que llaman malvasía, el cual es el mejor de aquel reino; y sabido el secreto es que cuando plantan aquellas viñas, entierran al pie de cada cepa un cuerno, y esto los mayores que hallan, y tiénese por averiguado de la experiencia que la virtud de los cuernos hace tan excelente aquel vino, que si no se los pusiesen como se los ponen, aunque fuese de aquel mesmo género de vides, y en una mesma tierra, que el vino no sería tal como es el que le ponen cuernos.

Son los cuernos de estos animales significadores de buenos agüeros, y á los caminantes, de buenas posadas, como lo sabrán mejor los que hubiesen caminado por Francia, Alemania y Flandes, donde en las insignias de muchas hosterías y mesones, sirven cuernos pintados de muchas maneras con letras que dicen: «En los cuernos de oro hay buena posada», y «En los cuernos de plata» y «En los cuernos del ciervo hay buena posada.»

¿No sabeis que en los cuernos de los animales se conoce el bien ó el mal? Después de esto, ¿dónde nace la templanza del aire y la bondad de |la tierra? De tal manera, que donde los cuernos de los animales fuesen más grandes cada uno en su especie, allí es señal manifiesta ser el aire más templado, y el clima más bien dispuesto, y la tierra más fértil: de donde tomó fundamento el proverbio que dice *el buey chico en el cuerno crece*, para mostrar que si el aire es templado, puesto que el animal sea pequeño, no por eso dejará de tener los cuernos grandes, porque provee naturaleza en lo principal, aunque falte en lo que menos importa.

Los años de los bueyes, en muchas partes he yo visto hacerse juicio de ellos por las rayas de los cuernos. Pues ¿quién no sabe que el sonido del cuerno tiene virtud para regucijar al cazador, á los perros, y atemoriza las fieras?

Acuérdome haber leído (entre otras virtudes casi infinitas que los cuernos tienen) que barrenándoles á los carneros el cuerno izquierdo, engendran macho; y barrenándoles, el derecho, engendran hembras; y que barrenándoselos ambos junto á los oídos, no hacen casta, por lo cual creo sin duda que el no parir algunas mujeres mozas y hermosas que vemos, que deben tener sus maridos barrenados los cuernos junto á los oídos y no por la extremada lujuria de ellas ni por otras razones frías y de poco fundamento que alegó Galeno y otros matasanos.

Aristóteles que también inquirió y quiso saber las virtudes de los cuernos, como de todas las cosas naturales, dice en el libro de la generación de los animales que todos aquellos que tienen cuernos carecen de dientes: creo que fué porque la sabia naturaleza vido que era demasiado tener dientes y cuernos. Pero siendo

tan amiga del hombre, quiso que solo gozase este favor.

Otra virtud maravillosa me acuerdo ansímismo haber leído, y es que en tierra donde no hay cañas, si quieren que las haya, siembren cuernos; y enterrándolos, nacerán hermosas cañas. Y sola esta virtud debía de bastar para confusión de un amigo mío y para probarle cuán mal lo ha hecho en haberse desenterrado los cuernos y cuán mejor le fuera tenerlos enterrados: que según eran muchos y grandes, si los dejara estar así, fuera posible que tuviese ahora un cañaveral que le valiera junto más que el haberlos descubierto.

Querría decir todas las cosas para que son buenos y las que se hacen de ellos; pero no sé por qué les comience, cuando acabe. ¿Quién creerá hayan hecho y que hagan cada día grandes príncipes y prelados y hombres muy principales? Ni tampoco quieren creer que los cuernos hayan sido autores de grandes mayorazgos, de preeminentes dignidades y de cargos y oficios honrosos. Y con todo esto, es así verdad. Y no quiero alegaros á Salomón, hecho de los cuernos de Urías; ni traeros ninguno de los ejemplos antiguos, por no cansaros, ni de los modernos, por ser tan conocidos. Solamente diré que de cuernos se hizo Alejandro Magno monarca del mundo entre los antiguos; y de cuernos, entre los modernos, se hizo otro Alexandre, ó, á lo menos, por los de un cuñado suyo.

De los cuernos de su marido hizo una mujer que yo conozco un dón que le dió hasta calidad entre las de su

manera, puesto que el maligno del Provincial dijo que no; sino que lo había sacado de sus espaldas, como narices de brazo, por negros azotes que le dieron un día, harto contra su voluntad.

De cuerno se hacen linternas, cabos de cuchillos, cabos de puñales, regatones de lanzas, de dardos y de armaduras de camas, cabos de azagayas y extremos de otras mil cosas; que, por ser, como son, extremadas, antes se hacen de cuernos que de oro. De cuernos se hacen cucharas, alcuzas de pastores, y arcos, calzadores, tinteros, botones, antojos, salvaderas, pimenteros, frascos y bujetas.

Con cuernos he visto en Madrid armar á milanos y tomarlos harto graciosamente; y no quiero decir cómo, porque no se le antoje á algún cornudo armar á alguno con los suyos, á riesgo de que se los lleve algún milano por ahí adelante; que á causa del luengo uso, parecería después al diablo con cuernos.

Los canarios solían labrar y cultivar la tierra con cuernos y de ellos hacían sus rejas, azadas y todos los otros instrumentos del campo, que nosotros hacemos de hierro, y así lo testifican aquellos que en nuestros tiempos los conquistaron; y creo para mí que de aquí fueron llamadas aquellas islas *fortunadas*, por la abundancia de los cuernos y la grandeza y provecho dellos.

Con polvos de cuerno se afina y funde la plata; de cuernos se hacen los colodros y bebederos de pájaros; con un cuerno guardan los cocineros los asadores, para

que ni hagan ni reciban daño, cuando caminan; y con un cuerno defienden los labradores sus arados que no se les rocen cuando vuelven á sus casas; con cuernos hacen los hortelanos sus espantajos, y puestos en los naranjos ó otros árboles, defienden no suban las hormigas á las ramas y fruta; de cuernos se hacen las espeteras en Alemania, y aun en Sierra-Morena; un cuerno sirve de orinal á algunos oficiales en sus tiendas; cuernos en muchas partes sirven de argollas para atar los caballos. Un cuerno sirve de instrumento á un albeitar para purgar un caballo, para limpiarle las ranillas y para sacarle los tolanos; con un cuerno se tira y se calza una bota y un borceguí muy justo; con un cuerno hacen estar quedos á los más bravos y feroces caballos; un cuerno sirve á los villanos de mira cuando juegan al mojón: de un cuerno se hacen nueces de ballesta, frascos y frasquillos para arcabuces, bocas y llaves de botas para vino; én cuernos se guarda y conserva el algalia; en un cuerno traen los pastores la miera con que curan el ganado.

Son, en suma, los cuernos de tanto valor y dignidad, que muchos tomaron denominación y quisieron descender de ellos, y así como todos los emperadores de Julio César se llamaron césares, y así como algunos romanos famosos tomaron denominación de algunas cosas, como los Fabios de las habas, los Léntulos de las lentejas, los Cicerones de los garbanzos, los Sabinos de los árboles deste nombre, llamados sabinos, los Papinianos del pa-

pel y otros de otras cosas, así de los cuernos se derivaron las cornerinas ó corniolas, Corneta, ciudad muy antigua en tierra de Roma; y Cornilán, aldea de ginoveses.

De cornió, ó cuerno se derivó el cornu-copia de Ceres, los Cornelios y Cornelias romanos, los Cornieles y Corneles aragoneses y los de Cornete catalanes. De cuernos se derivó el unicornio, Cornejas, y Cornuallas, y Cornilias, provincias en el reino de Ingalaterra, de donde se saca el mejor estaño del mundo; y puesto que esta provincia sea al presente sujeta al reino de Ingalaterra, en otro tiempo fué reino de por sí y el reino y rey solían traer por armas, en campo azul, tres cuernos grandes de oro. Mirad si en aquel tiempo eran estimados los cuernos.

De cuerno era coronada la cornamusa, corneta, carnera, carnices y corniçones y cornilles.

En los ojos de los hombres dice Aristóteles que hay cuatro telas diferentes, de donde viene que los ojos asimesmo sean de diferentes colores, y estos cuatro, á la una, llaman hoy los filósofos y los médicos de la córnea ó por la derivación ó por la similitud de los cuernos.

De cuernos se dijo *cornudo*, que es el punto principal desta paradoja; y de cornudo han derivado los de Madrid entre nuestras casadas con cierta lengua nueva que ha descubierto el Marqués del Valle, que tiene en Nueva España un muy buen valle y lugar que llaman Cuerna-vaca, sobre el cual se vió un pleito con uno de

los mayores cornudos que hay de aquí allá, y creo que el mejor derecho que éste tenía al lugar eran sus propios cuernos, puesto que parecía disparate á quien no sabía también como yó esta historia; bastaría que el Marqués se quiso concertar con él y darle la mitad del lugar, con este partido: que, pues el lugar se llamaba Cuerna-vaca, él tomáse para sí los cuernos, y para el Marqués la vaca; y contentárase de la partición el pobre gentil hombre, sino que su mujer jamás lo quiso consentir, ni se pudo acabar con ella, diciendo que cuernos por cuernos, Valladolid en Castilla, y que por la vaca lo había ella, que no por los cuernos, teniéndolos sembrados por su casa. Pero tiempo es ya que salgamos á lo largo: no quiero recitar más historias antiguas, ni fábulas postizas, ni invenciones fantásticas: no es bien que la tierra de los loores que he dicho me tenga tanto tiempo ocupado; antes quiero meterme en el golfo de los verdaderos cuernos y dejando de alabar más lo que de sí es tan alabado, trataré en especie de sólos los cuernos de los hombres.

Sepamos: ¿por qué se tiene por afrenta ser un hombre cornudo? ¿Con cuánta autoridad reprobamos los cuernos? ¿Qué ley hay escrita que condene por infame á ninguno cornudo? En, las divinas yo sé que no se hallará tal cosa, ni en la ley vieja, ni en la nueva; y sino hubiera dicho atrás que no quería (ni es bien mezclar lo sacro con lo profano), yo supiera decir lo que respondió Nuestro Señor á aquellos que acusaban una pobre mujer por

que había puesto los cuernos á su marido, como si lo hubiera muerto, y algunas otras cosas á este propósito.

Pero tornando al mío, si las leyes humanas miramos, veráse que á solas las mujeres castigan; y no se verá que por adulterio de la mujer quede el marido infamado, ni que deje de ser tan honrado siendo cornudo, como lo era antes que lo fuese, cuanto más que esta severidad y esta aspereza que las leyes muestran en este caso contra las mujeres, se podría razonablemente estorbar y reprobar, según la opinión de una dama harto hermosa que yo conocí, por haber sido invención de bachilleres, viejos, caducos, impotentes y aun ignorantes (1); los cuales siendo casados con mujeres mozas, como se suelen casar los más de ellos, hallándose mal aparejados á pagar la

#### RESPICE PRIMUM

Et scrutare viros: faciunt hi plura, sed illos Defendit numerus, iunctæque umbone phalanges. Magna inter molleis concordia, etc.

Y más abajo:

De nobis post hac tristis sententia fertur; Dat veniam corvis, vexat censura columbas.

<sup>(1)</sup> En el códice colombino se lee la siguiente nota, de letra más moderna que el texto:

<sup>«</sup>Esta dama hermosa, sin duda, es aquella Laronia que entroduce Juvenal en la sátira 2 contra estos severos censores. Y si de aquí no tomó el pensamiento el autor de esta paradoja, autoriza mucho el suyo Juvenal en dicha sátira, donde dice lindas cosas contra estos severos é hipócritas censores de las mujeres. Y entre otras:

deuda del matrimonio, y recelándose de esta causa de cornucopia, ordenaron apasionadamente estas leyes tan injustas y tan inhumanas contra las pobres mujeres, para refrenarlas con el temor de la pena y hacerlas contentarse con sólo el pan de casa. ¿Quién duda que si los primeros legisladores fueran mujeres como fueron hombres, que las leves en esto fueran todas diferentes de lo que son? Y no quisieran que fueran mujeres, sino hombres; con que fueron mozos robustos y bien dispuestos, yo creo que fueran las leyes más moderadas y más piadosas; juzguémoslo desapasionadamente y veráse que es ansí lo que digo. Mas no es éste el mayor inconveniente: el mal es que la invidia del demonio y la ambición y maldad de los hombres han introducido en diversos tiempos diversas costumbres, hermoseándolas con ciertas falsas apariencias, para que con más facilidad fuesen administradas, como la honra, la fama, la gloria del mundo, el encerramiento de las mujeres, el celo de los hombres y otras diversas cosas con las cuales, debajo del color de una cierta virtud, nos engañamos y nos dejamos facilmente persuadir. Sábese que, en aquella primera rusticidad de los hombres primeros, no solamente las cosas exteriores y adquiridas eran comunes, mas aun las proprias mujeres, ni más ni menos.

Y el César, cuando la primera vez pasó en Ingalaterra, según escribe, aún duraba en la mayor parte de aquella isla esta buena costumbre, que se juntaban quince y veinte maridos con sus mujeres á vivir de compa-

ñía y de tal manera vivían, que cada una de las mujeres era mujer de todos ellos, y cada uno de ellos era marido de todas ellas, sin que por eso hobiese jamás celos ni enojo alguno entre ellos; y cuanto á la generación, tenían entendido que el hijo era de aquel que primero tuvo participación con la madre. Entonces sí que eran estimados los cuernos y tenidos en lo que ellos merecen, y no ahora, que la maldad con la ignorancia de los hombres (como ya tengo dicho) han hecho caso de honra de aquéllo que, si bien lo entendiésemos, más nos debíamos de afrentar y avergonzar: y en efeto, ¿cuál mayor vergüenza ni cual infamia mayor que tener el hombre alguna cosa la cual quisiera para sí solo, y que sea tan avaro de ella, que, pudiéndolo hacer, no la comunique á nadie? Y tanto más de aquellas cosas que ni por guardarlas mucho, ni disminuyen ninguna cosa, como es la mujer, y por el contrario, ¿cuál puede ser mayor liberalidad que tener el hombre una mujer hermosa cudiciada de muchos y comunicarla con todos, dándoles la misma parte de ella que él tomaría para sí?

Bien hayan los ginoveses, que, entendiendo esto como se debe entender, van por el mundo á hacer sus negocios, dejando á sus mujeres en entera libertad para poder hacer de sí lo que quisieren; y estando presentes, no se avergüenzan ni se tiene por mal que tenga cada una su galán, como ellos los llevan para suplir las faltas de la mujer, bastándoles para todo la generación, como á los ingleses, que el hijo nazca en casa, para que se eu-

tienda que es del marido y se halla por habil aunque esté el marido ausente; y es tan común y tan ordinario entre ellos, que ninguno que tenga seso osaría á llamar á otro cornudo por afrentarle; así porque, como dije, no se tiene por afrenta: porque, como entre todos ellos, de cornudo ó hijo de cornudo, nemo est qui se abscondat.

Uxorem qui ducit mecham in vertice portat Cornu unum: qui scit disimulate duo: Qui videt, et patitur tria gestat: quatuor ille Qui ducit nitidos ad sua tecta Prochos Et qui non credit hoc etiam se in ordine para Credit et uxori cornua quinque gesit.





# Apéndices





I.

## Presias de Vadillo

Cetina, distínguese Vadillo por el sentidísimo soneto, copiado en la *Introducción*. que le inspiró la muerte de *Vandalio*. No nos ha sido posible adquirir noticia alguna de su vida; ni siquiera hemos podido comprobar si el poeta y el J. de Vadillo de quien se conserva en la Biblioteca Nacional (Q. 83,) una *Oración latina en alabanza de Ciudad-Real*, su patria, ms. fechado en 1577, son una misma persona.

Sus obras están contenidas en los siguientes códices:

I. Biblioteca Nacional, M. 268, ó sea el curiosísimo cancionero *Flores de varia poesía &*, recopilado en Méjico en 1577, y que se describe con el número II entre los mss. que contienen poesías de Cetina. (1)

<sup>(1)</sup> El mal estado de este interesante ms. ha obligado á bacer una fiel copia, que se guarda en la misma Biblioteca, registrada V. 366, á la cual nos referimos.

- II. Biblioteca Nacional, M. 381, descrito con el número VIII entre los ya citados.
- III. Libello en el qual han escrito muchos Señores, admirables discursos sobre la differencia que ay del amor al desseo, ms. de la Biblioteca del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes, en Sevilla.

Excepción hecha del soneto XVIII, dedicado á la muerte de Cetina, creemos inéditas las demás composiciones de este petrarquista.

## SONETOS

I.

(B. N.,-M. 381, fol. 208)

### DE LA HISTORIA DE NARCISO

Á las ninfas Narciso enamoraba
Por sola su hermosura y gallardía,
Y cada cual en fuego vivo ardía,
Y á él ninguna dellas le agradaba.
Eco sobre las otras más le amaba,
Y por él á la postre se moría,
Y aunque deseaba hablalle, no podía,
Porque á la triste la habla le faltaba.

Él desdeñoso, acaso fatigado De cazar, se llegó á una fuente un día, Donde su rostro vió, que no debiera.

Y en pena, de sí mismo enamorado, Un abrazo á sí mismo se pedía, Y temiéndose á sí, por sí muriera.

П.

(B. N.,-M. 381, fol. 206 vto.)

## CONTRA CUPIDO (1)

Amor, yo os juro á Dios que si os cogiese En parte donde nadie me estorbase, Que yo hiciera que se os acordase De mí cuanto la vida en vos viviese.

## AL AMOR

Suelta la venda, sucio y asqueroso, Lava los ojos llenos de legañas, Cubre las carnes y lugares feos, Hijo de Venus.

Deja las alas, las doradas flechas, Arco y aljaba y el ardiente fuego, Para que en falta tuya lo gobierne Hombre de seso.

<sup>(1)</sup> El soneto XXX de este apéndice es continuación del presente. Uno y otro recuerdan aquella donosísima oda en sáficos-adónicos del festivo Baltasar de Alcázar, que dice así:

Yo os prometo, rapaz, que no mé viese Vengado, si la flecha no os quebrase, Y sin que por la greña os apañase Y á azotes con la mano os deshiciese. Muchacho mal mirado, en hora mala Para vos presumís andar tirando Saeta que do acierta se señala.

Rapaz, desnudo, ciego, á fe que cuando Os coja sin padrinos en mi sala, Á la madre no os vais de mí alabando.

> Cuando tu madre se sintiere d'esto, Puedes decille que como á muchacho Loco, atrevido, vano, autojadizo, No te queremos;

Y que, pues tiene de quien ella sabe, Mil Cupidillos, que nos dé, de tantos, Uno que rija su amoroso imperio, Menos infame.

Tú, miserable, viéndote sin honra, Vuélvete á casa de tu bella madre, Porque te vista: que andas deshonesto, Pícaro hacho.

Ponlo por obra, porque no me hagas Que ande el azote; mas, si no me engaño, De estos azotes y aun de mi te ries, Fiero tirano. III.

(B. N.,-V. 366, fol. 70 vto.)

Aquí al vivo se ve el sagrado coro

De Gracias que robaron mis despojos;

Vense dos soles claros en sus ojos,

Á quien me inclino humilde y los adoro.

El cabello encrespado de fino oro,

Que en gloria volvería mil enojos,

Aquí se ha de enlazar, con que á manojos

Enriquezca de amor el gran tesoro.

La blanca y viva nieve matizada

Del púrpureo color de fina rosa, Aquí se ha de templar para mi gloria.

Aquí la diestra mano delicada Compone el sutil velo, deseosa De renovar en mi alma la victoria.

IV.

(B. N.,-V. 366, fol. 147 vto.)

Arde de mí la más ilustre parte
De un tan ardiente y encendido fuego,
Que no hay descanso al alma ni sosiego,
Sino el tiempo que empleo en contemplarte.

Y tanta gloria siento de mirarte,

Que el mortal sentimiento pierdo luego, El uso, el apetito torpe y ciego, Rendido á la razón de bien amarte.

Y como el alma tanto se levanta, Haciendo mil ventajas de nobleza Al bajo, vil, mortal, corpóreo velo,

No sufro, aunque la llama en que arde es tanta, Menoscabar un punto su fiereza: Ella sola es la que arde; el cuerpo, un yelo.

V.

(B. N.--M. 381, fol. 205.)

Ausencia, que de Amor es enemiga, En esta ausencia hanse concertado; Que, siendo diferentes, se han juntado Y entrambos contra mí hicieron liga.

Ved cómo ha de faltar quien me persiga, Si con lo que otros mil diz que han sanado, No sólo no me sana, mas doblado Mi mal en esta ausencia me fatiga.

Los amores que matan las ausencias Físicos eran ya, determinados, Por falta de virtud se consumiera. *(sic)* 

Y hacían en su pecho intercadencias; Ya buscaban salida á sus cuidados Y de otro achaque..... quizá muriera. (sic) VI.

(B. N.,-M. 381, fol. 207 vto.)

Crüel y en crüeldad más porfiada Que el río con su corriente y más temosa, Más dorada que el sol y más hermosa, Más brava que la víbora pisada;

Más dura que hermosa y más amada

De mí que yo, ó más linda y graciosa: (sic)

No se si te compare, porque cosa

Fuera de tí no es bien ser comparada.

Cual es tu hermosura es tu valor;
Conforme á tu valor, tu honestidad;
Cual tu merecimiento, tal mi amor;
Como mi amor, tal es tu crüeldad;
Cual es tu crüeldad, tal mi dolor;
Y todo se midió á mi voluntad.

### VII.

(B. N .- 1. 366. fol. 71 vto.)

Cual en alpina cumbre hermosa planta, Rica de flor y fruto, sombra y hoja, Que el alto monte pasa y se le antoja Tocar al cielo, tanto se levanta;

De la soberbia gloria y honra tanta Con que adornaba el Alpe, si se enoja El impetuoso Bóreas la despoja,

La esparce por el suelo y la quebranta,

Tal de una tempestuosa noche obscura,

Que el alma de pensarlo huye y se asombra

Medrosa de tal golpe, el viento airado

Echó por tierra toda la verdura

Del ramo do esperé ser coronado

Y defraudóme de la fruta y sombra.

### VIII.

(B. N.-V. 366, fol. 122 vto.)

Cual sale por abril la blanca aurora
Toda en fuego encendida, matizando
El cielo de colores, y alegrando
La gente que entre el Tajo y Ebro mora,
Tal esta ninfa, que mi alma adora,
Al mostrar dulce rostro, tierno y blando,
La tierra, cielo y mar va hermoseando
Y cuantas almas ve las enamora.

La blanca nieve y colorada rosa Perlas, rubís...... marfil y oro Adornan esta siempreviva hermosa.

Cara prenda de amor, rico tesoro, Imagen en que Dios, sin faltar cosa, Al vivo dibujó el supremo coro. IX.

(B. N.,-M. 381, fol. 207.)

Dentro de mi alma tengo un aposento Que sólo para vos fué edificado; Nadie en él sino vos jamás ha entrado, Ni piense entrar con mi consentimiento.

De puro amor es hecho su cimiento; Amor es cuanto en él está labrado; Cuando huís vos dél está cerrado; Cosa que no sea vos no la consiento.

Si por dicha volveis á él algún día, Sabed que le hallaréis cual le dejastes, Y aun quizá con alguna mejoría.

Y el acordaros de que me agraviastes Tan sin razón, esta voluntad mía CSHará que enmendeis lo que faltastes.

Χ.

(B. N.,-M. 381, fol. 207.)

¿Dónde se van los ojos que traían De sí los de mi alma tan asidos, Juntamente con todos mis sentidos, À donde quiera que ellos se volvían? Ellos sanaban cuanto adolecían, Consolaban mis cantos doloridos, Pues ¿cómo viviré, siendo partidos, Faltándome aquel bien que me hacían?

En su vista mi vida se esforzaba, Y allí mi corazón se sostenía, Y dejaba sus males olvidados.

Dellos salía lumbre que alumbraba Las escuras tinieblas do me via, Mas presto los veré de mí apartados.

XI.

(B. N.-M. 381, fol. 208 vto.)

### A LOS DOS TIRANOS AMOR Y MUERTE

En un camino llano y espacioso El Amor y la Muerte se encontraron, Donde con feas palabras se hablaron, Mostrando cada cual ser valeroso.

Y á un asalto crudo y muy furioso Entrambos á la par se desecharon, Y de sus fuertes armas bien se armaron, Pensando cada cual ser victorioso.

La Muerte puso mano á su guadaña Y va contra el Amor muy poderosa, El cuál su arco fuerte coge y calla.

Y poco le valió su fuerza y maña: Que la hirió de muerte el niño hermoso; Que no le valió arnés, ni fuerte malla.

# XII.

Es el amor gozar lo que ha costado
Muy caro de alcanzar y pretendello,
Y el verdadero amor es poseello
Y conservarse en tal felice estado.
Es al deseo caso reservado
Amor, pues que no puede amar aquello
Que ni tiene ni puede gozar dello;
Que amar y desear es excusado.
Puedo tener la cosa y no querella;
Pero no puedo amar lo que no tengo,
Ni puedo desear lo que poseo.
Amor se llamará al poseella,
Y al desear deseo, pues no tengo
Amor á aquella cosa que deseo. (1)

#### XIII.

(B. N.-V. 366, fól. 168 vto.)

Hermosos ojos cuya luz tan clara Excede el resplandor de mediodía, Angélica beldad de quien podría

<sup>(1)</sup> Se encuentra este soneto en un Cancionero ms., que posee mi buen amigo el Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes, y que se titula «Libello en el qual han escrito muchos Señores admirables discursos sobre la differencia que ay del amor al desseo.

Natura dibujar su rostro y cara;

Divina gracia y hermosura cara Dignísima de la alta hierarchía, Aquesta mísera alma, ¿qué valdría Si acaso un bien tan alto no mirara?

Si muere, morirá con honra tanta Cuanta nadie alcanzó, pues es por verte Dichoso tal morir y tal ventura.

Toma el cuchillo, cata la garganta; No me tengas envidia de mi muerte: Igual será mi gloria á tu hermosura.

# XIV.

(B. N.-V. 366, fol. 148 vto.)

Llorad, ojos ausentes; llorad tanto El destierro y dolor que el alma siente, Que, aunque es fiero y mortal el accidente, Venga igualando á la ocasión el llanto.

Llorad, pues, ojos tristes, entretanto, Que lágrimas no faltan en su fuente; Después nuevo licor de fuego ardiente Llorareis, en señal de mi quebranto.

Tarde vendrá á faltar este elemento; Que Amor, cuando templó mi compostura, De agua puso una parte y diez de fuego. Llorad, pues, ojos, vuestra desventura Con larga vena, cual es el tormento: Llorando acabareis vosotros luego.

# XV.

(B. N.- V. 366, fol. 147.)

Mientras la fuerza de mi desventura, Con presto paso, en largo apartamiento De vos me tiene, con el pensamiento Procuro contemplaros la figura.

Pero de vuestros ojos la luz pura Tanto viene á ofuscar mi entendimiento, Que, por más que al pensar estoy atento. No puedo trasladar vuestra hermosura.

Que ni vista mortal puede, si os mira, Tal resplandor sufrir, ni, si os contempla, El alma ve cumplido su deseo.

Nuevo monstruo en Amor, que al mundo admira, Que de lejos y cerca me contempla: La sombra ó la verdad si os pienso creo. (sic)

# XVI.

(B. N.-V. 366, fol. 209 vto.)

Mil veces he tratado de hablaros Y cuantas os he visto enmudezco,

Y como el mal ...... padezco, Conmigo......(1)

Pero en balde procuro estos reparos, Que poco en mi osadía permanezco; Y es tanto lo que en miembros enflaquezco, Que vengo á arrepentirme de miraros.

Dame para decir atrevimiento Amor, y me importuna que os lo diga; Después lo veo estar de vuestra parte.

Hace conmigo Amor, en mi tormento, Como falso abogado, que litiga Y por el que demanda y reo departe.

# XVII.

(B. N.-M. 381, fol. 207.)

Mil lazos he rompido de aquel ciego Amor, y de mil redes me he librado; Mil dardos en mi pecho ha despuntado, Quedando libre, sano y con sosiego; Mil veces sin lesión de enmedio el fuer

Mil veces sin lesión de enmedio el fuego Salido me he con paso sosegado; Mil veces por burlarme se ha burlado; Tratado fué de mí con burla y juego.

Razón me socorría de tal arte

<sup>(1)</sup> Falta en el original.

Con estos pasos, que por fácil vía Siempre llevé la palma desta guerra.

Mas él se ha vuelto ya á vuestra parte, Que puedo yo hacer, Señora mía, Sino rendirme á vos pecho por tierra.

# XVIII.

(B. N.-M, 381, fol. 209.)

#### AL AMOR

No hay torre tan alta ni guardada
Que á Amor no le sea fácil la subida,
Ni senda en que Amor no halle salida
Por áspera que sea y muy cerrada.

No hay quien contra Amor alce la espada, Que Amor de lejos dá muy gran herida: Toda fuerza al Amor está rendida, Toda dificultad está allanada.

Osado hace Amor lo que es medroso;
Lo suplico (sic) discreto y cortesano,
Y Amor hace lo feo ser hermoso;
Lo más alto reduce al suelo llano.
En fin: vemos ser fácil y honroso
En todo cuanto Amor pone la mano.

# XIX.

(B. N.-M. 381, fol. 207).

#### CONTRA CUPIDO

Y con el hi de puta que la quiere, Y quiere, Amor, teneros por amigo.

XX.

(B. N.-V. 366. fol. 167.)

Oh de vara virtud y beldad rara, Nuevo ejemplo en el mundo y fiel treslado

<sup>(1)</sup> Falta en el códice este terceto.

De cuanto encubre el cielo y nos ha dado Sin que enmendarle pueda invidia avara.

La honestidad florece, y se repara Por tí la edad presente y lo pasado; Tu das la luz al sol y al día nublado Con la gloria de tu hermosa cara.

La blanca nieve y rosa matutina, El puro marmol que al marfil excede, De tu hermosura son las menos parte.

Rayo gentil de la bondad divina, En tí se muestra claro cuanto puede / / 192 El cielo, genio, la natura y arte.

# XXI.

(B. N.-M. 381. fol. 205 vto.)

Á una dama que se estaba peinando á una ventana.

Peinando está Diana sus cabellos, Y á su querido Febo le decía, Pues rodeaba el mundo cada día, Si había visto algunos como aquellos.

Tras esto luego hizo trenza de ellos De tal color, que al oro obscurecía; Mas viendo á Febo que no respondía, Con rabia comenzó á descomponellos,

Diciendo: «Pues que tarda tu respuesta,

Por la laguna Stigia te conjuro Que me digas verdad», dijo Diana.

Respondió Febo: «Fuerte jura es esta, Mas cierto son mejores, yo te juro, Las que ayer ví peinar á una ventana.»

# XXII.

(B. N.-M. 381, fol. 206.)

# Á UNA DAMA RIGUROSA

Perfectísima muestra de belleza En quien naturaleza milagrosa Quiso estremar su mano poderosa, Haciendo clara al mundo tu grandeza.

Sacad de vuestro pecho la dureza De que estais siempre armada y rigurosa, Que no conviene á dama tan hermosa Esconder dentro en sí tanta dureza.

Espantado de ver tanta beldad, Sorda á tan alto extremo la natura. Con envidia lo hizo, según creo.

El dotarte de tanta crueldad Por quitarle el lustre á la hermosura, Quitando la esperanza á mi deseo.

# XXIII.

(B. N.-M. 381, fol. 208.)

### Á UN RETRATO

Retrato que en mi alma ya yo os vía Harto más propio que la tabla veo, Pues quien en mí os pintó fué mi deseo, Pintor que en esto á Apéles excedía.

Contemplando os estoy la noche y día Y en esto solo tanto me recreo,
Que esta contemplación es la que creo
Que sustenta esta triste vida mía.

Juraría que estoy con vos hablando, Y el rato que me dura esta materia Cuento por rato bienaventurado.

Mas si de esto me voy desengañando, Amor entonces sus saetas tira (sic) Y acierta siempre do jamás ha errado:

# XXIV.

(B. N.-M. 381, fol. 207 vto.)

Riberas de una fuente deleitosa Que entre verdes jazmines discurría, Una ninfa hermosa estarse vía Sacando una labor artificiosa

Con una mano, en tanto extremo hermosa,
Que á no ver que labrando se movía,
Tan blanca era que más se parecía
De alabastro ó cristal que de otra cosa.

Oh bella ninfa, que de amor pudieras
Enternecer los tigres de la Ircanía,

Decía un pastor de quien era asechada,

«No mires á tu mano soberana,
Que en ver belleza tal, temo que mueras
De tí, como Narciso, enamorada.»

# XXV.

(B. N.- M. 381, fol. 206.)

Riberas de un dorado y manso río, Cuando el hermoso Febo en Canção estaba, Un pastora bella refrescaba Su ganado del fuego del estío.

Llorando dice triste: «¡Ay!; que si al mío Quisiera dar alivio aquel que amaba, Mi duro y fuerte hado se acababa, Mas ya de tanta gloria desconfío.

Porque ni en blanco mármol hay dureza, Ni falta al pedernal tanta blandura, Como el pastor traidor que así me tiene. ` Desconocida alma, no seas dura; Vuelve á mirar mi rostro y gentileza, Pues con ellos ...... con que pene.

# XXVI.

(B. N.-M. 381, fol. 209.)

# Á NUESTRA SEÑORA

Sol de quien es un rayo el sol del cielo, Retrato de la misma hermosura, Milagro de admirable compostura, Suma de lo mejor que hay en el suelo,

Lustre de cuanto cubre el mortal velo, Norte por quien se rige la ventura, Luz que à lumbre soberana y pura, Nos puede levantar con alto vuelo.

El que pensare ver vuestro retrato, Procure para entrar en tal conquista Del águila condal los ojos bellos,

Y aunque los tenga, mire con recato; Que, para no cegarse con tal vista, Aun no podrá hallar reparo en ellos.

# XXVII

(B. N.-M. 381, fol. 207.)

Tras el arado y bueyes que á porfía La mano en el estaba refirmada Araba Filis una madrugada, Ribera el Tajo, al despuntar del día.

Y al ayre los cabellos esparcía, Y la cerviz de aljofar rodeada Tan blanca era, rubia y colorada Que el sol hiciera feo en demasía.

Acaso repastaba su ganado,
Vandalio, y al pasar vió la doncella,
Y tanto de su vista se enamora,
Que dice, en voz que el monte resonaba:
«Nunca vide aldeana tanto bella
Ni nunca ví tan bella labradora.»

# XXVIII

(B. N.-M. 381. fol. 205.)

# Á LA MUERTE DE CETINA

Vandalio, si la palma de amadores Presumiste llevar, como has llevado, Amando más que cuantos han amado, ¡Cómo podías morir sino de amores!

Tu dulce muerte lloran los pastores Que por el patrio Betis traen ganado; Yo me lamento y quejo mi hado, Pues no me han dado muerte mis dolores. Sino me faltó amar como tú amaste, Ni sufrir los tormentos que sufriste, Ni de celos rabiar como rabiaste#,

Si en esto fui yo amante, cual lo fuiste, ¿Por qué en la muerte, dí, te aventajaste? ¿Faltóme á mí el sentir que tu sentiste?

# XXIX.

(B. N.-M. 381, fol. 209.)

#### PINTURA DE UNA DAMA

Volvedle la blancura al azucena, El purpúreo color a los rosales, Y aquellos bellos ojos celestiales Al cielo con la luz clara y serena.

Volved el canto dulce á la sirena, Con que haceis su oficio en los mortales; Volvedle los cabellos naturales Al oro, pues salieron de su vena.

À Venus le volved su gentileza, À Mercurio el hablar, de que es maestro, Volved el velo á Diana, casta diosa.

Quitad de vos aquella misma alteza, Y sólo quedareis con lo que es vuestro, Que es ser crüel ingrata y desdeñosa.

# XXX

(B. N.-M. 381, fol. 207.)

# Á VENUS (I)

Y vos, Señora, madre del que digo Yo os juro por las leyes del cuaderno Que si os cogiese sola que el paterno Amor no os defendiese del castigo.

Á fé que, aunque viniese vuestro amigo Marte, ó aquel herrero del infierno, Y aunque mostrareis vos el pecho tierno, Que no librareis nada ya conmigo.

Andad así por donde os quemen luego De mirto en los altares, aceitera, Llevad con vos á vuestro niño ciego;

Que si con él os cojo, picotera, Á el y á vos pretendo hacer jüego Que las manos pongais en la mollera.



<sup>(1)</sup> Véase el soneto 2 de este Apéndice.

# MADRIGAL

(B. N.,-V. 366, fol. 102.)

Hallé, tras largo tiempo, menos dura La condición de Dórida terrible; Hallé más apacible Su angélico semblante y hermosura. Afuera los suspiros y el lamento Nacidos de tristeza. Que mostraban certeza, De mi cansada y enemiga vida; Trocádose ha en placer mi descontento; Ya la dura fiereza Y la extraña crueza, En Dórida no hallan acogida; Mas, aunque se me muestre condolida, No estoy seguro de lo que posco, Que más crece el deseo Cuanto más la esperanza me asegura.



# CANCIÓN

(B. N.,-V. 366, fol. 52.)

Guardaba una pastora congojosa Su ganadillo encima una montaña Más blanca que el cristal y más hermosa Que el rubicundo albor de la mañana.

- En atavío extraña,

  Tan alta como un pino,

  Con un aire divino,

  Los ojos de Narciso, y la figura

  De Venus, salvo que esta hermosura
- Ninguno la gozaba, ni podía,
  Sino un pastor que por grande ventura
  Ella más que á sí misma lo quería.

Su bel Pastor estaba della ausente
Y ella se quejaba del ausencia,
Y yo que me hallé allí presente,
Por ver cómo lloraba su dolencia,
Aunque no en su presencia,
Los ojos y oido
Y todo mi sentido
Puesto á la parte do la voz salía

Tan triste que de un muerto parecía. À su llanto cruel y gran lamento El mísero ganado no pacía, Mirando de su dueño el sentimiento.

«Amor,—decía—ni de tí me quejo,
Ni puedo, que me diste más que quise;
Y si me vuelvo á otro y á tí dejo,
¿Á quién iré que de mi bien me avise?
¿Á quién que no me pise?
Pues tú solo me diste
Aquesta pena triste,
Ayuda á levantar mi gran caida,
Y no puedo culparte, no lo niego;
Mas yo, pues no eres sordo, á más te ruego
Que oigas esta triste y afligida
Y uses de piedad con mal tan ciego.»

»¿Por qué sufres, Amor, que esté apartada Mi alma de su cuerpo sin la muerte, Y en dos cuerpos un alma transformada?
40 ¿Dos almas en un cuerpo desta suerte? Si por mostrarte fuerte Y que eres muy potente, Pues milagrosamente Obras, y entre nos está extendido
45 De cuánto poder seas, cuán temido, Ya tienes bien probada tu intención;

Ningún honor conmigo has adquirido, Que soy mujer de flaco corazón.»

»¡Oh sol, que resplandeces en el cielo
Y apacentaste en otra edad ganado,
Con tu compaña puesta en desconsuelo,
De día y noche siendo enamorado!
Si acaso lastimado
Estás de haber oido
Mi llanto dolorido,
Ocupe mi pasión tu claro gesto,
Y mira desde allá donde estás puesto;
Si vieres mi pastor, de parte mía
Salúdale y dirásle sólo aquesto:
Que yo sin él ni vivo ni querría.»

» Vosotras, ovejuelas que á mi quejas Contino estais atentas, y mirando Cerrais las bocas y abris las orejas Mi pena sin pacer solemnizando, Y ando yo cual ando,

Y ando yo cual ando,
Si algo se os alcanza
Perded el esperanza
De ser de mí, mezquina, ya guardadas.
Andad por esos riscos derramadas;

70 De mi teneis bien larga la licencia: Adios, adios, quedad desamparadas Que así me quedo yo con esta ausencia.» »¡Oh claro cielo, que otro tiempo fuiste Benigno y favorable á mí, cuitada, Díme, ¿con tu tinicbla dó escondiste

Mi vida, mi salud y vida amada?
¡Oh triste desdichada!
¿Qué causa le detiene
Y cómo no se viene?

75

Y si peligro estorba su venida,
Pastora, ¿para qué quieres la vida?
Quizá podrás muriendo rescatalle,
Y siendo sin el cuerpo el alma ida,
Podrá, volando más, presto hallalle.»

»¡Oh dulce viento que andas y rodeas
El mundo, los mortales recreando,
Y en esta selva veo que recreas
Con un recio rüido murmurando!
Declara cómo y cuándo
Tuviste mis despojos,
La lumbre de mis ojos;

Acláreme tu voz dentro en mi seno Qué tal está, me dí si queda bueno. Y si no das á esto tus orejas, De aqueste corazón de penas lleno,

-95 De aqueste corazón de penas lleno, , Al menos á mi amor lleva las quejas.»

> No pude más sufrir el crudo llanto Que aquella Ninfa pastoral hacía,

Ni corazón de carne puede tanto

Que sufra lo que piedra no podría.

Quise ir por la mía

À do estaba llorando,

Por ver si, halagando,

Ponelle algún consuelo bastaría,

Y vi venir por cima la ribera

À mi pastora Alcida y su ganado.

Dejélo todo y fuí de una carrera

À ver mi bien y mal tan deseado.





II.

# Bocumentos referentes á la familia Cetina

1.º Testamento de doña Francisca del Castillo, mujer de Beltrán de Cetina. (1)

«En el nombre de dios todo poderoso, q bive sin comienço e reyna sin fin e de la gloriosísima vírgen santa maría su madre, amén. sepan quantos esta carta de testamento vieren cómo yo Fran. del castillo muger de beltran de cetina vezina q soy desta cibdad de sevilla en la collon de santa maría la blanca estando enferma del cuerpo e sana de la voluntad y en todo mi seso é acuerdo y entendimiento y en mi cumplida e buena memoria tal cual dios nro señor quiso e tuvo por bien de me querer dar e creyendo como creo firme é verdaderamente en la santísyma trenidad qs. dios padre

II - 35

<sup>(1)</sup> Archivo general de protocolos del distrito de Sevilla, oficio de Hernán Pérez, número 20 de los de la capital, protocolo del año 1550, libro 1.º, cuaderno núm. 15.

é hijo y espíritu santo q son tres personas é un solo dios verdadero como todo bueno é fiel é católico xpiano lo deve tener y creer e teniéndome de la muerte que es cosa natural de la cual ninguna criatura nacida en este mundo no puede escapar e deseando e codiciando salvar la mi ánima é ponerla en la más llana e libre carrera q yo pueda hallar e por la salvar e llegar á la md y alteza de mi señor ihu xpo dios e hombre verdadero por que el que la hizo e crió á su imagen y semejança é la redimió por su preciosísima sangre muriendo por ella enl arbol de la santa vera cruz la quiera salvar por su santa piedad é misericordia é llevarla con sus santos á su santo reino e gloria de paraiso para donde fué criada por ende otorgo e conozco q hago e hordeno éste mi testam y estas mandas de mis bs en que hordeno es fecho de mi cuerpo é de mi ánima por mi ánima salvar é mis herederos pacificar en la forma y manera siguiente.

Primeramente mando y encomiendo mi ánima á dios nro señor e ruego e pido por md á la gloriosísima virgen santa maria su madre, hella que es digna de rogar á su hijo precioso con toda la corte celestial sean mis abogados para con mi señor ihu. xpo. q. me quiera perdonar todos mis pecados.

Iten mando: que quando la voluntad de dios nro sor, fuere servido de me llevar desta presente vida, que mi cuerpo sea enterrado en el monesterio de la madre de dios en la sepoltura que allí tengo á los pies de santo domingo, y estando mi cuerpo presente me digan una misa de requien cantada ofrendada e cinco misas rezadas á las cinco llagas de nro señor ihu xpo. e que lleven los clerigos e cera que mis albaceas quisieren e se pague por ellos de mis bienes lo que es costumbre.

Iten mando que me digan en la dha yglesia del dho monesterio las treynta e tres misas de santo amador lo qual mando que se haga e cumpla dende ocho días después que yo sea fallecida e así lo encargo a mis albaceas e paguen por ello de mis bienes lo que es costumbre.

Iten mando que me digan en la yglesia de santa ma la blanca desta dha cibdad de sevilla las trese misas de la luz e que se digan dentro de ocho días después de mi fallecimiento y en ellas entre la quarta de las misas que mando decir en el dho monesterio de la madre de Dios e se pague de mis bs por lo decir lo que es costumbre.

Iten mando que desde el día de mi fallecimiento hasta un año me ofrenden mi sepultura todos los domingos del dho año con su pan e vino e dos cirios encendidos e digan en cada domingo una misa rezada e salgan con su responso e agua bendita sobre mi sepoltura e se pague por todo ello lo que es costumbre de mis bienes.

Iten mando a la cera con que se acompaña el santísimo sacramento de la dha yglesia del dho monesterio por honra de los santos sacramentos he recibido y espero recebir dos reales e a la obra de la dha yglesia otros dos reales y las mandas acostumbradas desta dha cibdad dsevilla a cada una horden cinco mrs e a nra señora santa maría de la sede sevilla por ganar los perdones que hen ella son seis mrs e un dinero.

Iten confieso e declaro por decir verdad á dios e guardar salud a mi anima que al tiempo e sazon que yo casé con el dho beltran de cetina mi marido yo truxe a su poder en dote e casamiénto en dineros e axuar ciento e cinquenta mill mrs. de que ay escrita carta dotal a la qual refiero y el dho beltran de cetina mi marido truxo entonces una heredad de viñas en alanís la qual se vendio despues al monest de la madre de dios en treinta mill mrs. poco mas o menos e juro á dios nro señor e por la señal de la cruz que hago con los dedos de mis manos en presencia del escvano puco e tso yuso septos que esta dicha declaracion que tengo fecho es la verdad.

Iten confieso e declaro que despues de casada con el dho beltran de cetina mi marido yo heredé de andrea del castillo mi hermana que fallecio en yndias ciento e cinquenta ducados los quales vinieron a poder mio e del dho mi marido yten mas hredé despues de casada con el dho mi marido de dio del castillo miher doze mill mrs. en dineros e asi mismo qdo del dho diego del castillo mi hermano ciertos vinos e otras cosas e hasta agora no se a cobrado mas de los

dhos dose mill mrs. e asi mismo heredé despues de casada con el dho mi marido de alonso del castillo mi hero que murio en yndias ciertos bienes e oro e hasta agora an venido a mi poder e del dho mi marido quatro cientos mill mrs. e lo demas se espera de cobrar en breve yten herede por pte del dho alonso del castillo mi hermano la cuarta pte de las casas en que al presente bivo e moro que son en esta dha cibdad de sevilla en la collon de santa maria la blanca linde con casas del jurado alonso vanegas.

Iten declaro que no se me acuerda al presente deber cosa ninguna pero por descargo de mi conciencia mando que si alguna persona o personas viniesen mostrando e jurando que algo les deva e se averiguare que lo debo mando que se pague de mis bs.

E por esta carta de mi testamento mando á mencia del castillo e a leonor de cetina e a maria del castillo mis hijas legitimas e del dho beltran de cetina mi marido la tercia parte de mis bienes y el remaniente del quinto el qual dho tercio e remaniente del quinto se lo mando e mejoro á las dhas mis hijas para cada una la tercia parte del dho tercio e quinto lo cual les mando porque son mis hijas y en la mejor manera e forma que de do aya lugar y quiero y mando que especialmente lo ayan en la partes y parte que yo tengo en las casas de mi morada e si no bastara en lo mejor parado de los otros mis bienes el qual dho tercio e quinto les mando con tal cargo que si alguna dellas falleciere sin

dexar hijos legitimos o antes de casar que lo herede la otra o las otras q qdaren e que no lo puedan vender ni trocar ni cambiar ni disponer dello en manera alguna por q a de qdar hasta que la postre della la aya para sus hijos de las que lo tuvieren e no teniendolos a de suceder de una en otra.

Iten mdo que el dho beltran de cetina mi marido sea usofrutuario todos los días de su vida e mdo que ninguno de mis hijos vaya contra ello p<sup>a</sup> q de los dhos mis bienes se sustenga, mientras el biviere.

E pagado e cumplido este dicho mi testamento é las mandas y clausulas en el contenidas dexo é nombro por mis hijos é universales herederos con todo el remaniente de los dhos mis bienes á gutierre de cetina é mencia del castillo e garcía del castillo é beltran de cetina e leonor de cetina e maría del castillo e doña andrea del castillo e gregorio del castillo mis hijos legítimos é del dicho beltran de cetina mi marido á los cuales dexo y establezco por mis legítimos y universales herederos en el remaniente de los dhos mis bienes por yguales partes tanto al uno como al otro.

E para pagar é cumplir este dho mi testamento e todo lo enl contenido de los dhs mis bienes dexo é nombro por mis albaceas para que lo paguen e cumplan sin daño dello ni dellos ni de mis bienes al dho beltrán de cetina mi marido e a gonçalo lopez e a don antonio del castillo mi hero á todos tres juntamente e a cada uno dellos por sy ynsolidum á los que les doy e otorgo

poder cumplido e baste tal q de dro en tal caso se requiere para q hellos e cualquier dellos por su propia abtoridad e sin licencia ni mandado ni abtoridad de alcalde ni de juez ni de otra persona alguna e sin por ello yncurrir en pena alguna puedan entrar e tomar é vender e rematar y entren e tomen e vendan e rematen tantos de mis bienes quantos basten e cumplan para pagar e cumplir este dho mi testamentado lo enl contdo y encárgoles las conciencias que qual ellos hiziesen por mi anima tal depare dios quien haga por las suyas quando mas menester lo ayan.

E por esta presente carta de mi testamento revoco e anulo e doy por ningunos casos e rotos e de ningun valor y efeto todos gales quier testamentos mandas e cobdecillos e ultimas voluntades que yo aya fecho e otorgado asy por espto como de palabra desde todos los tiempos e años que son pasados hasta el día de oy qsta carta es fecha los qles quiero que ninguno dellos no valgan ni hagan fee ellos ni las notas ni registros dellos en juicio ni fuera del salvo ende este dho mi testamento que yo agora hago e otorgo en que es cumplida e acabada mi última e postrimera voluntad e qel quiero e mando que vala e sea firme e se cumpla y esecute en todo e por todo como en el se contiene por aquella vía e forma que mejor de dro aya lugar en firmeza de lo cual otorgué la presente carta de mi testamento antel escrano púco e tso de ynso esptos que es fecha estando en las casas de la morada de la dicha francisca del castillo en jueves 13 días del mes de hebrero año del nazimi.º de no salvador ihu xpo de mill e quiº e cinquenta años y la dicha fran. en del castillo lo firmo de su nombre enl registro testigos que fueron presentes á lo que dicho es diego de mendoça e fran. en de soto e diego perez escrivanos de sevilla. Testamento que fago con mi postrimera boluntad. Francisca del castillo.»

Segun queda dicho en la *Introducción*, al testimonio del testamento que antecede acompañaban algunos otros documentos, que estractamos en los números siguientes:

- 2.º En la misma ciudad y ante Francisco Díaz Pérez, en 26 de Febrero de 1550, Doña Antonia del Castillo, muger de Gonzalo López, vecino de la ciudad de Méjico, hizo donación en favor doña Mencía del Castillo, doña Leonor de Cetina y doña María del Castillo, todas tres hermanas, sus sobrinas, de las tres quintas partes de una casa situada en dicha ciudad de Sevilla, collación de Santa María la Blanca, linderas con el convento de Madre de Dios, disponiendo que si las dichas sus sobrinas no se casasen ni tuviesen hijos legítimos pasasen las referidas tres quintas partes á García del Castillo, su sobrino, y á sus hijos y herederos.
- 3.º Por escritura ante Luis de Medina, escribano de Sevilla, fechada en 4 de Diciembre de 1553, hizo do-

nación Beltrán de Cetina, hijo legítimo de Beltrán de Cetina y de Francisca del Castillo, en favor de su hermana doña Mencía de Cetina de cuantos bienes le correspondieron en las herencias paterna y materna, y en particular de las casas de dicha ciudad, collación de Santa María la Blanca, en que vivieron los dichos sus padres.

- 4.º García del Castillo, vecino de Méjico, hijo de Beltrán de Cetina y de doña Francisca del Castillo, otorgó testamento en Sevilla, en 27 de Diciembre de 1563, ante Pedro Sánchez de la Fuente, y codicilo al día siguiente, ante el mismo escribano, declarando algunos bienes y deudas en su favor y en contra suya.
- 5.º En la ciudad de Sevilla, á 7 de Febrero de 1639, compareció ante el Alcalde D. Juan de León el P. Fr. Isidro Caballero, en nombre de D. García del Castillo Villaseñor, vecino de la ciudad de Méjico, y dijo: Que el supradicho fué hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Gonzalo López y de doña Lucía de Cervantes, y el dicho Gonzalo López fué hijo de García López del Castillo y de doña Catalina López; que doña Antonia del Castillo, tía de de dicho García López, hízo donación á doña Mencía del Castillo, doña Leonor de Cetina y doña María del Castillo, hermanas y sus sobrinas, hijas de Beltrán de Cetina y de doña Violante (sic), su muger, de tres quintas partes de casa que tenía en esta ciudad, frente á la puerta del convento de Madre de Dios, y que habiendo muerto dichas hermanas sin

sucesión, correspondían dichas tres quintas partes á D. García del Castillo Villaseñor.

Para probar la muerte sin sucesión de dichas tres señoras, presentó los siguientes testigos:

Francisco de Ortuña, venino de esta ciudad, en calle Mesones, collación de San Ilifonso (sic), cerca del mesón blanquillo, dijo: Que nació y se casó en las casas de doña Mencía del Castillo de Cetina y de doña Leonor de Cetina, hermanas, hijas de Beltrán de Cetina y de doña Violante del Castillo (sic). y tuvo noticia de doña María del Castillo, hermama de las susodichas, á la cual no conoció, porque murió antes que el naciera. Y á las primeras violas morir en unas casas collación de Santa María la Blanca, junto á Madre de Dios, pared en medio de las que fueron del racionero Venegas, y allí vivieron siempre y todas tres murieron en estado de doncellas. Y les oyó decir que tenían hermanos en Indias con quien se correspondían, y todas tres se enterraron en la iglesia de Madre de Dios, donde tienen su entierro.

Catalina de Espinosa, de color membrillo cocho, que vive en la collación de la Iglesia Mayor bajando de la Pajeria á cal de Jimios, en una calleja sin salida á mano izquierda, dijo: Que conoció á D.ª Mencía y á D.ª Leonor; que siempre tuvieron estado de doncellas, y vivieron como tales honestas y recogidas, y las vido enterrar en una bóveda que tenian en la iglesia de Madre de Dios, y llevaron palmas sobre sus ataudes. Y oyó esta testigo á doña Leonor y á doña Mencía, que habían escrito á un

hermano suyo á Indias que ella estaban viejas y sin sucesión, por lo cual él había de suceder en las dichas casas, qué quería hicieren de ellas, á lo cual se le respondio de Indias, que ellos tenían hijos y dispondrían lo que se había de hacer, y como quiera que las hallaran las regirían.

La tercera testigo, llamada Catalina de Madrid, no añadió nada interesante.

La información se hizo en dicha fecha por el escribano Alonso de Alarcón.



III.

# Documentos y asientos de los libros de pasajeros del Archivo General de Indias

- 1.º Año 1516.—En un asiento de pasajeros del mes de Julio, se dice: «Antón de Cetina, hijo de Gil de Sayas y de Catalina Pérez, vecinos de Sevilla en la calle de la Sierpe, pasa en la carabela de Juan Garrido.»— $L.^{\circ}$  1.º de pasajeros.— $45-1-\frac{1}{17}$   $f.^{\circ}$  441.
- 2.º 1530.—«Información de Gonzalo López, hijo de Diego López, veinticuatro de Sevilla.  $I.-I.\frac{2}{21}$
- 3.º Información del mismo sobre un repartimiento de indios, donde se hace constar que pasó en 1530 con Nuño de Guzmán á la conquista de la Nueva Galicia.—
  2.—2.—3 A.

- 4.º 1535.—Libro 3.º de registros de pasajeros, pág. 237, hay un asiento de García del Castillo, hijo de Beltrán Cetina y de Francisca López, vecinos de Sevilla, que pasó á Nueva España.—45.—1.— 1/17 L.º 3.º
- 5.º 1535.—Libro 3.º de registros de pasajeros: en él se encuentra el asiento de Beltrán de Cetina, hijo de Beltrán de Cetina, ó Cetrina, y de Francisca del Castillo, natural de Sevilla.— $45.-1.-\frac{1}{17}$
- 6.º También se encuentra en el mismo libro el de Andrea del Castillo, hija de los anteriores, y pasaron ambos en la nao Juan Manuel, para la Nueva España.— $45.-I.-\frac{1}{17}$   $L.^{o}$   $3.^{o}$ ,  $p\acute{a}g.$  237 d, 238.
- 7.º 1542.—Libro 5.º de registro de pasajeros: contiene un asiento de Beltrán de Cetina y de D.ª Francisca del Castillo, vecinos de Sevilla, que pasaron á Nueva España: juraron por él, de no ser de los prohibidos, Francisco de Alcocer y Francisco Duarte.—L.º 5.—45.

  — $I \frac{1}{17}$
- 8.º 1544.—Real Cédula á los oficiales de la Contratación de Sevilla, sobre cierta reclamación que hizo Beltrán de Cetina desde Sevilla.—Fecha en Valladolid 3 de Octubre 1544.—148.—2,—4.—L.º 9, f.º 129.
- 9.º 1546.—Real Cédula, fechada en Guadalajara á 24 de Agosto, dirigida á los oficiales de la Contratación de Sevilla, para que dejen pasar á la Nueva España (Mé-

jico) á García del Castillo, vecino de Méjico, y á un criado suyo, soltero por casar.—148—2—5. L.º 10 f.º 78 vto.

- 10.º 1546.—Real Cédula á los oficiales de la Contratación de Sevilla, para que dejen pasar á la Nueva España á Gonzalo López, á dos sobrinos suyos y á seis criados. Fecha en Guadalajara 21 Septiembre 1546.—
  146—2—5—L.º 10 f.º 99 vto.
- 11.º 1549.—Extracto de una Real Cédula á los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, para que dejen pasar á las Provincias del Perú á Gregorio Cetina. Fecha en Valladolid 13 Abril.—148—2—5—L.º 11 f.º 205.
- 12.º 1550.—Licencia para pasar á la Nueva España á Gregorio Cetina y Pedro y Diego López, sobrinos de Gonzalo López, procurador genéral de Méjico, estante en Sevilla en 1550. Llegó este último, según allí se dice, en Noviembre de 1544, en la nao de Diego López, acompañado de D.ª Antonia del Castillo, su mujer, dos muchachas y dos negras. Registro general de licencias de pasajeros. 1516 á 1556—43—2— 15 núms. 9 y 11.
- 13.º 1553.—En este año de 1553, en el asiento n.º 36, se hace mención de haber pasado á la Nueva España en la nao de Juan de Andino, Beltrán de Cetina, hijo de Beltran de Cetina y de D.ª Isabel de Velasco, vecinos de Sevilla.  $45-I-\frac{2}{18}$

- 14.º 1575.—Información de servicios de Beltran de Cetina, fecha en Mérida de Yucatán, á petición de sus hijos Beltrán, Antonio y Gregorio, vecinos de dicha ciudad. Se dice que era natural de Sevilla, donde casó con D.ª Isabel de Velasco, que habría sobre 40 años, poco más ó menos, que pasó á Indias, y que su padre vivió en Mérida de Yucatán y en San Francisco de Campeche.

  —2—1—8—vto.
- 15.º 1575.—Pleito suscitado con motivo de unas encomiendas de indios, que Gregorio Cetina dejó en Mérida de Yucatán.—47—6— $\frac{34}{29}$





#### IV.

# POESIAS VARIAS

Coleccionamos en este *apéndice* diversas obras de poetas apellidados Cetina, y alguna dirigida á persona de esta familia.

1.º En el Romancero y Cancionero sagrados, que coleccionó D. Justo de Sancha y forma el tomo XXXV de la Biblioteca de autores españoles, de Rivadeneyra, se inserta en la pág. 46, con el número 29, un soneto á cuyo pié se nombra como su autor á El Doctor Don Diego Gutiérrez de Cetina, y se dice que se ha copiado de un códice titulado «Poesias manuscritas recopiladas de varios en el año 1577.»

Tal vez se trate de una obra poética del famoso Vicario de Madrid. El soneto dice así:

El claro sol sus rayos escurece, En los templos se rompe el claro velo, Hiere una piedra en otra con gran duelo, La tierra con angustia se estremece.

Desmaya el día, la tiniebla crece,
De tristeza se cubre el ancho cielo,
Reina en todos piedad y desconsuelo
Por su Criador inmenso que padece.

Aprende ¡oh pecador! el sentimiento Debido á esta pasión, pues es causado Tal dolor por tu ciego atrevimiento.

Ablanda con llorar tu pecho helado; Mira en la cruz el largo río sangriento, Pues te ha con su muerte libertado.

2.º Martes santo 7 de Abril de 1626, murió en Madrid don Andrés Pacheco, obispo de Cuenca y Patriarca de las Indias, siendo trasladado su cuerpo, en Mayo de 1632, al monasterio de carmelitas descalzas que había fundado en Cuenca. Hiciéronse á esta traslación muchas poesías y una de ellas es la siguiente que se contiene en un códice titulado «*Elogios de los Girones y Pachecos*,» que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, K, 169:

### SILVA DE DON GABRIEL CETINA

hablando con el Doctor Sebastián de Frías, inquisidor de Cuenca

Tanto de temerario me acredito, Cuando á tu afecto honroso, Docto Mecenas mío, Este borrón dirijo del cuidado Que en afectos el alma le describe
Como en hablar de muerto, del que vive
Á tanta luz glorioso,
En tantas glorias santo.
Fúnebres los egipcios en su canto,

En la funeral pompa
Que en honra de Apis celebró su culto,
De Harpócrates la imagen celebrada
Al túmulo sagrado
Le pusieron de bulto,

Dando á entender que toca
Callar la muerte de varones tales
Á todos los mortales
¡Que tan lejos la sombra de la muerte
De la púrpura juzgan los sentidos!

El Apóstol cobarde (Mas á fuerza de lágrimas valiente), El primer vice-Dios, el preeminente Pontífice primero,

- 25 Al pueblo hebreo hablando Del profeta rey muerto, Con su divino acierto Haciéndole la salva Temeridad, confiesa.
- 30 Así, Señor, con el temor cobarde, Hablaré de quien vive y está muerto.

Vivo le aclamaré en la gloria eterna, Cuando en lo temporal muerto lo lloro. Ilustre tu piedad este decoro, Este afecto filial piadoso acete, Oue defensa y acierto se promete.

35

45

50

Al manso susurrar de la corriente (Ledo el cristal que en vago rosa frío Á mi garganta sirve de instrumento), Si á mi llanto resisto tan valiente, 40 Que pueda resistir el pecho mío Repetidos sollozos de mi aliento, Con el fúnebre acento Á que el dolor y la ternura obliga ... (Si el sufrimiento lágrimas mitiga), Acorde en voz funesta, si canora, Métrico elogio canto En lírica harmonía. Si no me falta el día Y si me deja el llanto Del que en golfos de gloria À eternidades cede su memoria.

¡Oh, tú! que depusistes pesadumbres, Y del fatal horóscopo fiaste Escalar las angélicas techumbres 55 Por la piedad arriba, Escala de los justos, Tránsito de los castos.

Lumbrera colocada en el empíreo, Que vives superior á las estrellas, 60 Que á tu divina luz sombras son ellas. Cuidadoso Pastor de tu rebaño, Que un año y otro año, Un lustro y otro, y muchos siglos, dejas 65 Con pasto eterno de tu ausencia quejas. Brazo de Dios, joh pródigo instrumento De prodigalidades más que humanas, Pues de piedad divina Te armó la Omnipotencia, De virtud y de ciencia, 70 Castidad peregrina, Que si rosa floreces Naces estrella, exhalación pareces!

Y de zafir paseas los espacios,
Desde cuyos palacios
Aún próvida tu mano persevera
En perpétuas piedades.
So Invoquen las edades
Tu nombre, Andrés, y tu virtud invoquen;
En urna de diamante te coloquen.
Y á tu esplendor luciente,
Y castidad constante,

El sepulcro brillante

Bienhechor general, piadoso padre,

Que eterno solio ocupas en tu esfera,

75

Te erijan eminente: Que despojos del cielo Veneración merecen en el suelo.

Ministro de la mano poderosa,

Por cuyo medio el general socoro
Dispuso la clemencia el Uno y Trino;
Diga el bronce ladino,
Diga el mármol parlero
Verdades que acrisola amor sincero;

No licenias informes

95 No lisonjas infames Á que el vil interés obligar suele. Mi afecto se desvele; Lúzcase mi cuidado En la celebración de tu cayado.

Al tronco bruto del ciprés funesto
Que me sirve de arrimo,
Mis lágrimas le intimo,
Bien ejecutoriada mi ternura:
Que apenas el consuelo el llanto apura;

Y ocupar solio eterno
Á tu ausencia no basta;
Que aunque vivieras más, tú le tuvieras;
Predestinado fuiste para el cielo;
Lloro el infausto duelo

Y á la margen de Júcar canto ronco
Con el estilo bronco
Que producen los riscos

Que las Musas inspiran á la sierra Que llama el culto zafio;

- Al mármol de tu pira
  Grábele este epitafio:
  « No llegues con la planta, caminante;
  Ten, no la pises; advertido mira
- 120 Que está la castidad en esta pira;
  No la toques, sacrílego, ignorante.
  El casto albor de su virtud constante
  Piadoso celo á la piedad admira,
  Que si á la vida temporal espira,
- Antorcha es en la eterna fulminante.

  Lágrimas el dolor te aclama, llora,

  Paga en piedad lo que á la suya debes,

  Que es general acreedor del mundo,

  Bien que feliz su habitación mejora;
- 130 Mas para que de paso el nombre lleves, *Pacheco* es el mejor, el sin segundo.»
- 3.º Don Fernando de Guzmán Mejía, llamado por mal nombre *el Hercje*, dedicó á Agustín de Cetina, con motivo de la muerte de un hijo de éste, una sentidísima epístola. Fué Guzmán sevillano. contemporáneo de Fernando de Herrera, y colaboró en las *Flores de poetas ilustres*, de Pedro Espinosa.

La epístola dirigida á Cetina está impresa en Gallardo, copiada de uno de los antiguos mss. que poseyó el docto bibliófilo, y dice así:

Epístola de don Fernando de Guzmán á Agustín de Cetina,
en la muerte de un hijo suyo.

De un hombre en vuestro caso lastimado, Y de los suyos propios oprimido, ¿Qué consuelo esperais, Cetina amado? Si no es que son á un ánimo afligido Las palabras de otro semejante Blando medicamento del sentido.

Porque, aunque falte el método elegante,

5

10

15

20

Porque, aunque falte el método elegante, La igualdad del dolor y de la suerte Hacen una armonía consonante.

Quien os dijera que en la acerba muerte Del tierno hijo no os mostreis humano, Quiere haceros estólido, no fuerte.

Pero lo que consiste en vuestra mano, Es que como á mortal midais el llanto, Mezclando lo forzoso con lo sano.

Contempladlo en el Cielo eterno y santo, Libre del golfo que os oprime ahora, Y le oprimiera si viviera tanto.

Si adonde nace el Céfiro y la Aurora,
Lo llevara á ser rico su destino,
¿Quién duda que se holgara quien lo llora?
Pues yendo á ser del bien eterno dino,
¿Por qué se llorará, y más quién lo sigue
Con tan breve distancia de camino?

Allá, do toda gloria se consigue, 25 Allá os espera, hecho el aposento; Y éste el dolor presente en vos mitigue. Lloraba aquel gran padre el fin violento Del dulce hijo que tenía por muerto (De sus hermanos ímpio fingimiento); 30 Mas, en tanto, él dichoso, del desierto, De la cisterna, de acusado y preso, Subió al favor real con mando abierto. De donde ausente al caro padre, opreso De la hambre, en edad destituída, 35 Alivió con socorro el grave peso, Y después que á buscarlo hizo partida, Le recibió en la hartura y abundancia Que de antes le tenía apercebida. Así, amigo, aunque ahora la ignorancia 40 De nuestra humanidad (que siempre impide Ver, cual debemos, la inmortal ganancia.) Diga que es pérdida ésta que os divide De tan amada prenda, estad seguro Que, á más bien suyo y vuestro, allá reside. 45 Bien os concedo que es un poco duro Álzar libre la mente á este consuelo, Mientras la oprime aqueste cuerpo impuro. Pero mirad de qué infelice suelo Y qué tiempos salió; que á esto bien puede 50 Subir la humana conjetura el vuelo. Y si lo amastes, no es posible os quede

Lástima de su bien; antes contento De que un tan breve mal tantos le vede. Tantos, que ya del hórrido aposento 55 Sueltos acá los monstruos que lo habitan, Dejan en paz los Reinos del Tormento. ¿Qué desventuras no nos ejercitan Las fortunas, la vida, la paciencia? ¿Qué contagios ó agravios no las quitan? 60 Oid gemir la cándida inocencia Debajo el peso intolerable, injusto, De la insolente, impróvida potencia. Á la virtud no sólo el premio justo Se le niega, y se parte ayuna y seca; 65 Mas es vista con ceño y con disgusto. Sólo aquel se mejora, y suerte trueca, Y de la hez plebeya se levanta, Que ayuda al poderoso en lo que peca. Por cómplice el estado se adelanta 70 Y el daño general es el provecho, Hazaña el ocio, el sueño y la garganta. ¿Qué somos los demás, sino el desecho, Canalla no llorada y destruída, Llevada al propio daño á su despecho? 75 Y del cielo no sólo no valida, Mas antes por su parte en mil maneras Castigada, olvidada y afligida.

Ved cuál envía airado las severas

Parcas envueltas en la peste horrible

80

Que las provincias se consume enteras: La hambre, la pobreza aborrecible, El odio interno, el justo descontento, El mal pronto, el remedio inaccesible. Nuestro poder, que tuvo al mundo atento 85 Y temeroso, ha dado en vituperio À cuantos fuimos miedo y escarmiento. Cae de España el bien fundado imperio (¡Ay, dolor! ¿cómo el Ciclo lo permite?) Y triunfa el que á su ley hizo adulterio. 90 El sacrílego Belga el yugo quite, Ya suelto, y el cismático Britano Posea todo el mar y lo limite. Ya el Dios de las batallas soberano, El santo y fuerte que era nuestra guía, 95 Nos dejó despreciados de su mano. Ni, como en abundancia ayer solía, Ya de nosotros capitán valiente, Ni consejero sabio y fiel nos cría. Efeminó el valor de nuestra gente, 100 Y en nuestros fuertes, más que los leones, El torpe yelo del temor consiente. Ni aun permite que nazcan ya varones De venerable aspecto, que den lustre A la nación que priva de sus dones. 105 ¿Con cuál oprobio hay ya, que no deslustre Desta su fiel culpada la hermosura, Que en otro tiempo amó y la hizo ilustre?

Nuestras naves, terror de la llanura Del ancho mar, las huestes, la riqueza, HO ¡Cómo las consumió con mano dura! Y aun puestos en esta última estrecheza, Con portentos horrendos y señales, Su justa ira amenaza más crüeza. Pues de haber evitado aquestos males 115 Quien tanto amais, por qué no sentís gloria, Ó templan vuestro mal los generales? Si las hojas teneis en la memoria De aquel gran sacerdote que rehizo La Ley y el templo, vueltos ya en escoria, 120 Vereis cuán agramente que deshizo De aquella madre el llanto y la querella Que en la muerte del hijo amado hizo. «¿Cómo (le dijo), loca, cuando huella La cerviz de Israel bárbara planta, 125 Y en duro hierro la encadena y sella; »Cuando el profano Asirio nos quebranta El ínclito Sión y el templo atierra; Cuando desierta está la Ciudad Santa: »Cuando en común desdicha nuestra tierra 130 La destruyen los ímpios poderosos, Y el Cielo airado el paso al ruego cierra, »Tú, con varios lamentos dolorosos Plañes, y tu privado mal te duele, 135 Harto liviano en tiempos tan astrosos?» Y si el mayor dolor al menor suele

|     | No dar lugar, ¿cuál puede ahora sentirse,  |
|-----|--------------------------------------------|
|     | Ó que en el general no se consuele?        |
|     | Los daños que podían evadirse              |
| 140 | Pueden dolernos más por contingentes,      |
|     | Y que no era forzoso recibirse.            |
|     | Mas los inevitables y evidentes            |
|     | No debe el varón sabio recibillos          |
|     | Con flaqueza y culpados accidentes:        |
| 145 | Antes, como ya vistos, admitillos          |
|     | Con rostro firme y corazón constante;      |
|     | Y, pues son no excusados, consentillos.    |
|     | Ley es, escrita en rígido diamante,        |
|     | Que muera el que nació, y la vida breve    |
| 150 | De la larga difiere en un instante.        |
|     | No hay cosa que á la muerte no la lleve    |
|     | La corriente del tiempo, que igualmente    |
|     | Va cobrando esta deuda que se debe.        |
|     | Murió el robusto que la torre y frente     |
| 155 | Levantó contra Dios; pero no vive          |
|     | El que el templo le alzó sabio y clemente. |
|     | En otra parte el premio se recibe          |
|     | De eternidad, que en ésta al ímpio ó pío,  |
|     | Sin diferencia alguna, se prohibe.         |
| 160 | Cese, pues, de las lágrimas el río         |
|     | Con que bañais en vano el sabio pecho,     |
|     | Y del sepulcro el mármol sordo y frío.     |
|     | Murió el que era mortal, pero está heche   |
|     | Ciudadano del Cielo en vida eterna:        |

165 Consolad vuestro mal con su provecho. Y creed que el Rector que nos gobierna Por lo agradable da lo provechoso, Aunque el seso mortal no lo discierna. ¿Quién podrá en el sol claro y luminoso Fijar la vista, siendo su criatura, 170 Y ver lo cierto de su cerco hermoso? Pues en el Gran Señor de la natura, En el abismo inmenso de la lumbre, ¿Podrá ver sus caminos vista impura? Mas el que ve de la suprema cumbre 175 Lo que más nos conviene, eso dispone, Porque es misericordia su costumbre. Y si el afecto humano que se opone



Siempre á la mejor parte, por contrario; Sabed que es fuerza: hacedlo voluntario.

180



# ARBOL GENEALÓGICO DE LA FAMILIA DEL POETA GUTIERRE DE CETINA

FORMADO CON VISTA DE LOS DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN.

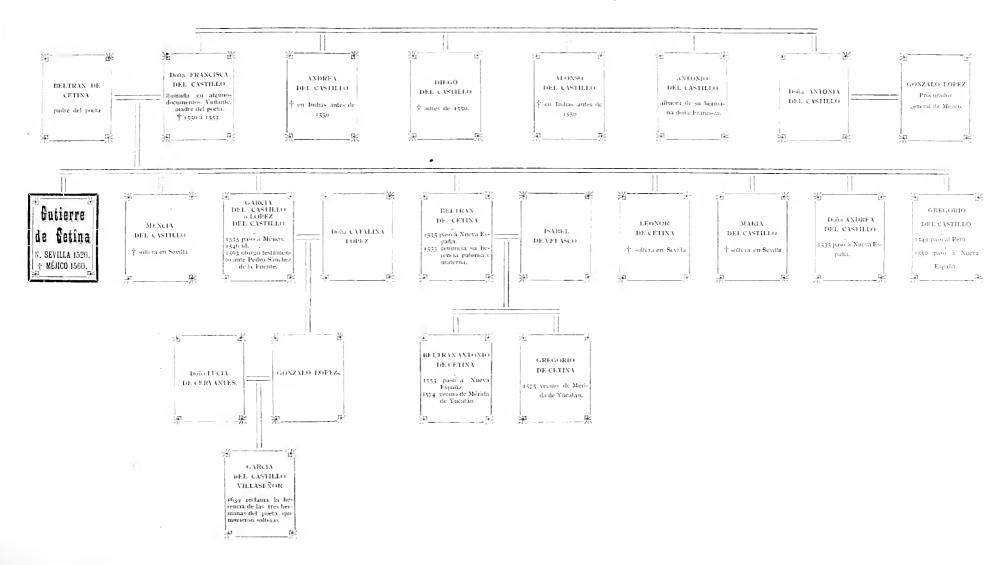

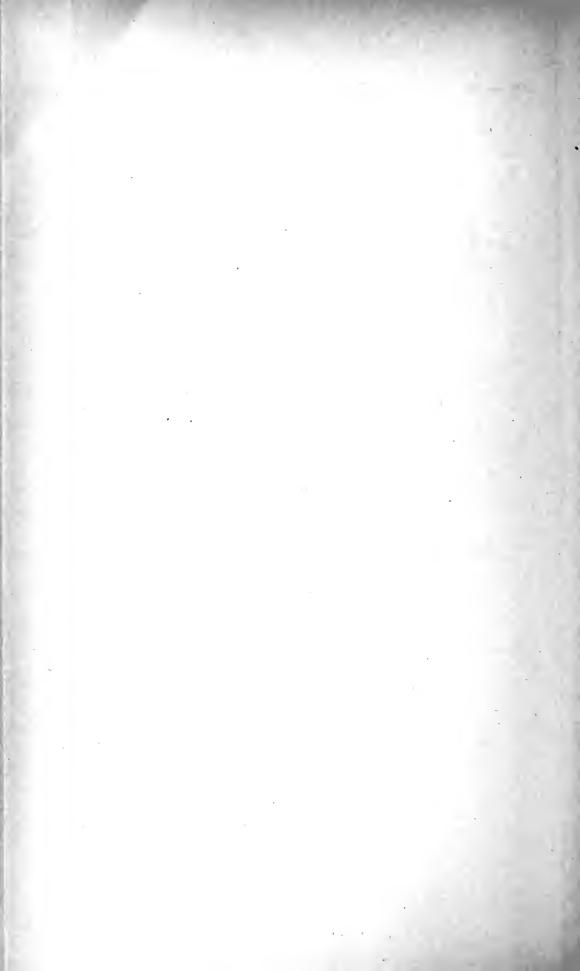

# ADDENDA ET CORRIGENDA

#### TOMO I

SONETO I, verso 1.º, pág. 9:

Aires süaves que mirando atentos...

Acaso deba leerse:

Aires süaves que girando atentos...

Soneto VI, versos 6.º y 7.º, pág. 13:

=¿Cómo de imaginar no te defiende La causa?—No.

Hace mejor sentido de esta manera:

=; Cómo?; De imaginar...

SONETO VII, versos 12 y 13, pág. 14:

-- Si, respondió el Amor, tu desventura; Que ni pueden....

### Quizás deba decir:

— Es, respondió el Amor, tu desventura, Que ni pueden....

# SONETO XIV, versos 1.º y 4.º, pág. 19:

Aquella luz que de la gloria vuestra, Invicto Alfonso, tanto resplandece Mientra de otros errores escurece, La fama, más que el sol, clara se muestra.

### Debe de leerse de este modo:

Aquella luz que de la gloria vuestra, Invicto Alfonso, tanto resplandece (Mientra de otros errores escurece La fama), más que el sol clara se muestra.

### Ibid., versos 9 y 12, pág. 20:

Si así como es razón escrita en suma, Vuestra tanta virtud *veros* agrada Y que escritor no usurpe vuestra gloria, Á imitación de César con la pluma...

### Restablécese el sentido en esta forma:

Si así como es razón, escrita en suma Vuestra tanta virtud *ver os* agrada V que escritor no usurpe vuestra gloria, Á imitación de César, con la pluma...

# Soneto XVII, págs. 22 y 23: Se reproduce íntegro de esta manera:

Á restaurar tornaba el nuevo día
La aurora, cuando el sueño le mostraba
Al pastor principal que nos guardaba
La imagen que ya muerta en él vivía,
Diciendo: «Aparte que del alma mía
Fuiste la que, viviendo, más amaba,
Del reino que en el turno acá esperaba,
Por consolarte, el Señor dél me envía.

»Cesen, pues ya las lágrimas y el luto:
¿Á qué sirve llamarme, si mi suerte
Pasó de grande á muy mayor estado?

»Alégrate, pastor, y con el fruto
Del árbol mío, que cortó la muerte,
Consuela á tí y al español ganado.»

# Soneto XXIX, verso 6.º, pág. 31:

La lengua, el pesar, la culpa carga...

#### Acaso:

La lengua del pensar la culpa carga...

# SONETO XXXV, versos 9 y 10, pág. 37:

Tal el triste Vandalio en la estrecheza, Envuelto en un temor con mil temores,...

### Debe leerse:

Tal el triste Vandalio, en la estrecheza Envuelto de un temor, con mil temores...

| Sone    | to de Acuña, versos 9 y 14, pág, 48, nota:                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Esclareciendo en esto, la triste Hero                                                                     |
|         | Éste al menos te será otorgado.                                                                           |
| Deben d | lecir:                                                                                                    |
|         | La triste Hero, en esto esclareciendo,                                                                    |
| Ó bien: | Al menos, éste te será otorgado.                                                                          |
| o bien. | Aqueste, al menos, te será otorgado.                                                                      |
| Son     | ETO LXXXII, verso 13, pág. 75:                                                                            |
|         | Me dejan por müerto á mi el tormento                                                                      |
|         | so, sin duda, está equivocado: aparte de que no en sentido, el consonante pide <i>tormentos</i> , y no o. |
| ~       |                                                                                                           |

Soneto LXXXVII, verso 10, pág. 78:

De la vista al pastor se *aparece*...

Quizás:

De la vista al pastor se desparece...

SONETO LXXXVIII, verso 9, pág. 79:

«Señor,—dijo al fin —si el sacrificio...

Así no es verso. Cetina escribiría:

«Señor,—dijole al fin—si el sacrificio...

Ó acaso:

«¡Oh, señor!—dijo al fin—si el sacrificio...

SONETO XCIII, versos 12 y 13, pág. 84:

Y el alma, que de tal visión se asombra, Tanto le amarga al gusto esta dolencia...

Debe decir:

Y al alma, que de tal visión se asombra, Tanto le amarga el gusto esta dolencia...

SONETO XCVIII, verso 14, pág. 87 y nota:

Lo que se desprende de la circunstancia de referirse á *Dórida* la copia existente en la Biblioteca Nacional y á *Amaríllida* la del códice de Álava es que el bueno de Cetina aprovechó para ambas el mismo soneto, dando gato por liebre á la segunda, ó sea á *Amaríllida*. ¡Pecado venial fué esta travesura!

SONETO C, págs, 88 y 89:

No obstante lo dicho al final de la nota correspondiente á este soneto, bien puede ser de Cetina y estar dedicado á otro poeta que se llamase *Silvio*, quizás á Gregorio Silvestre. Siendo así, Cetina es el otro pastor que le aconseja.

SONETO CII, verso 1.º, pág. 90:

Escrito aunque imposible al fin parece Misterio es muy sabido...

### Se deberá de leer:

Escrito, aunque imposible, al fin, parece: Misterio es muy sabido...

Ibid., verso 13. pág. 91:

Ni es peranza en ajeno mal probada...

#### Probablemente:

Ni experiencia en ajeno mal probada...

SONETO CIV, verso 12, pág. 92:

Mas que no os ame esta alma que os adora, Ni vos ni vuestra saña...

## Hace mejor sentido así:

Mas ¿que no os ame esta alma que os adora...? Ni vos ni vuestra saña...

SONETO CXX, versos 5 y 6, pág. 108:

Una avecilla, que caído habia, En la encubierta liga vió que estaba....

### Debe puntuarse así:

Una avecilla, que caído había En la encubierta liga, vió que estaba....

### SONETO CXXIX, verso 8, pág. 119:

....y nota cuanto El cielo nos *debió*, que no debiera.

### Así Gallardo; más parece que debe decir:

....y nota cuanto El cielo nos *llevó*, que no debiera:

supuesto que sigue la enumeración de lo que se llevó el

Beldad, gracia, valor, virtud, cordura, Ingenio, honestidad....

SONETO CXLIII. verso 10, pág. 131:

Pues que éstas del amor sólo las flores....

Quizas deba leerse:

cielo ó la muerte:

Pues que estás del amor sobre las flores....

SONETO CLV, pág. 141:

Parece hecho este soneto recordando aquel otro de

Petrarca, en que se repiten de igual modo las palabras finales de los versos:

Quand'io son tutto volto in quella parte
Ove'l bel viso di Madonna luce,
E m' è rimasa nel pensier la luce
Che m' arde e strugge dentro a parte a parte;
I,che temo del cor che mi si parte.
E veggio presso il fin della mia luce,
Vommene, in guisa d'orbo, senza luce,
Che non sa ove si vada, e pur si parte.
Così davanti ai colpi della morte
Fuggo; ma non si ratto, che 'l desio
Meco non venga, come venir sole.
Tacito vo': chè le parole morte
Farian pianger la gente; ed i'desio
Che le lagrime mie si spargan sole.

## SONETO CLXXX, verso 4, pág. 160:

Ó cómo el tiempo ya no la desecha.

### Acaso mejor:

Ó cómo el tiempo ya no la ha deshecha.

Hernando de Acuña, como se dijo en la nota (página 161) tradujo del original italiano, diciendo:

No cstá del tiempo ya rota ó deshecha.

SONETO CLXXXVI, versos 3 y 4, pág. 166:

De do viene que esta alma enamorada En *el* gozo mayor su fuego enciende;... Debe de leerse:

¿De dó viene que esta alma enamorada En *un* gozo mayor su fuego enciende?

Ibid., verso 8, pág. 167:

Como dura el efecto y se defiende.

Parece que ha de ser:

¿Cómo dura el efecto y se defiende?

SONETO CCXLIV, págs. 211 y 212:

Dos cosas hay en este soneto que se salen de lo común y corriente en tal clase de composiciones: la una, el tener alternados en los cuartetos los consonantes (a b a b-a b a b) circunstancia que queda notada en otro lugar; y la otra, el haber consonantes interiores en todos los versos (excepción hecha del 1.º y del 9.º), en relación con los consonantes finales:

Yo, señora, pensaba, antes *creia*, Mas ¡ay! que no *sabía* lo que *pensaba*, Que era amado el que *amaba* y no *entendía* Que el hado á mi *porfia*...

Ya el temor me müestra el desengaño.

Si el gusto del *engaño consintiera* Que apartarme *pudiera* de mi *daño*.

En cuanto á la primera de estas particularidades, Cetina, y Hurtado de Mendoza, y Rioja, y los demás que combinaron alternadamente los consonantes en los cuartetos, no hicieron sino imitar á los poetas italianos, quienes, también *aliquando*, dispusieron así los cuartetos de sus sonetos. Sólo de Petrarca, podemos citar los que comienzan así:

Se col cieco desir, che'l cor distrugge, Contando l'ore non m'ingann' io stesso; Ora, mentre ch'io parlo, il tempo fugge, Ch'a me fu insieme ed a mercè promesso...

S'al principio risponde il fine e 'l mezzo Del quartodecim 'auno ch'io sospiro, Più non mi può scampar l'aura nè 'l rezzo; Si crescer sento 'l mio ardente desiro.

Pace non trovo, e non ho da far guerra; E temo e spero, ed ardo e son un ghiaccio; E volo sopra 'l cielo, e giaccio in terra; E nulla stringo, e tutto 'l mondo abbraccio.

Por lo que hace á los consonantes en medio de los versos, tampoco Cetina, al usarlos en su soneto, introdujo novedad alguna. Ya Garcilaso los había usado en la

segunda de sus églogas, también en las sílabas sexta y séptima, como nuestro vate sevillano. *Verbi gratia*:

Si desta tierra no he perdido el tino,
Por aquí el corzo vino que ha traido
Después que fué herido, atrás el viento.
¿Qué recio movimiento en la corrida
Lleva, de tal herida lastimado?
En el siniestro lado...

Hablando con nuestro buen amigo D Francisco Rodríguez Marín de estos tiquis-miquis de la poesía castellana, que hacen recordar los peregrinos sonetos con repetición, retrógrados, con eco, etc., del bueno de Díaz Rengifo y de sus continuadores, nos dió á conocer, como poseedor de una esmerada copia de cierto cartapacio de la Biblioteca Arzobispal de Sevilla, que contiene poesías de Barahona de Soto y de otros autores, una poesía de éste y varias de Pamones, en las cuales también hay consonantes en medio de los versos.

Comienza así la de Barahona, intitulada Octavas nuevas:

Salid en sangre, lágrimas, revueltas,
Sueltas las venas en vertientes caños,
Tamaños que rompais las lumbres y ojos,
Y de enojos toda alma, y de agua el suelo,
Hinchad y el ciclo...

Pamones fué mucho más allá que Garcilaso, Cetina y Barahona en lo de introducir consonantes en los versos,

porque pareciéndole aún poco escribir (folio 205 del códice:)

Ola *Bartolo*, majadero, *ola*Asno con *cola*, al uno y otro *polo*,
No más *parola*, porque juro á *Apolo*Que si *cnarbolo*, perderás la *gola...*,

llegó á *meter* tres consonantes en cada verso, de esta manera:

Confeso | en el linaje | y moro puto Y misto | en linea estrecha | con villano, Ya he visto | ser la flecha | de tu mano Y que eso | es tu lenguaje | y tu tributo.

Y en otro soneto:

Joviano | otro Mecenas | excelente

Lumbrera | inaccesible | es la de Apolo;

De afuera | le es visible | allá á tu Idólo;

Trasmano | está á las venas | de su fuente.

Estamos conformes de todo punto con el señor Fernández Espino, que escribía, á propósito de los consonantes interiores de Garcilaso: «invención, si es suya, que le favorece poco, porque su nada feliz estructura, la opresión con que camina el poeta, encerrado en su frío y difícil artificio, y el monótono martilleo de los consonantes, matan el vuelo de la inspiración y destruyen la sonoridad de los yersos.»

Para concluir esta nota, que ya peca de larga, citaremos, como ejemplo de rara habilidad en esto de sonetos que llevan algo dentro, además de su pensamiento propio, el que escribió Tirso de Molina en su comedia Amor y celos hacen discretos. Son, como verá el lector, dos sonetos en uno: un sonetillo en un soneto. Envíalo al Mariscal la Duquesa, que no le quiere, por conducto de su secretario, que es á quien ama, mientras que éste solicita el amor de Victoria, hermana de aquélla. La Duquesa, al entregar el soneto al secretario, le previene que lo estudie bien, pues en dicha composición va algo para él:

Pero advertid que á los dos
(Digo, al Mariscal y á vos),
Según el orden que os dí
Tiene de ir cada papel
Que escribiere, dedicado.
¿A mí y todo?

—Disfrazado.

Y á lo claro para él.

## El soneto dirigido por la Duquesa al Mariscal es éste:

Mariscal, si sois cuerdo, en esta empresa.
Amando, mucho vuestra dicha gana.
Estimad los favores de mi hermana,
Pues que no dan disgusto á la Duquesa.
Proseguid, y pues veis lo que interesa
Con ella vuestro amor, la pena vana
Que tenéis, olvidad de la tirana
Voluntad, que vuestra alma tiene presa.

Mirad que si os preciáis de agradecido, Eterna fama y triunfo desta gloria Gozoso ganaréis contra el olvido. Acordáos, y á vuestra alma haced memoria,

Que siempre de que sois de mí querido Me acuerdo, mucho más que de Victoria.

El *sonetillo interior* para el secretario es el siguiente, y obtienese sin más que quitar las tres primeras sílabas de cada verso:

Si sois cuerdo en esta empresa,
Mucho vuestra dicha gana.
Los favores de mi hermana
Dan disgusto á la Duquesa.
Y pues véis lo que interesa
Vuestro amor, la pena vana
Olvidad de la tirana
Que vuestra alma tiene presa.
Si os preciais de agradecido,
Fama y triunfo desta gloria
Ganaréis contra el olvido.
Y á vuestra alma haced memoria
De que sois de mi querido
Mucho más que de Victoria.

Canción I, verso 101, pág. 217:

Ánima, que este euerpo en vida tiene....

Quizás mejor:

Anima en que este cuerpo vida tiene....

CANCIÓN IV, verso 150, pág. 230:

Ni mostraba soltarme....

Así en la *Biblioteca de Autorcs Españoles*. No pudo ser esta la palabra final del verso. que, dada la combinación rítmica que llevan las estrofas (a b c a b c c...) pide el consonante en *erme*, y no en *arme*.

CANCIÓN IV, versos 25 y 26, pág. 241:

Pues se llaman cabellos, ¿Por qué estoy lejos dellos?

Juega del vocablo: cabellos. cabe ellos=cerca de ellos.

Ibid., versos 79-81, pág. 243:

Para el arco homicida

Hizo Amor, con gran arte,

De tus cabellos, Dórida, la cuerda...

El mismo pensamiento y casi las mismas palabras con que comienza la *Anacrcóntica* reproducida en la pág. 206:

De tus rubios cabellos, Dórida, ingrata mía, Hizo el Amor la cuerda Para el arco homicida. Canción VII, versos 34-37, págs. 247 y 248:

Mas, ojos, si sois tales

Que el humano saber no os comprehende,
¿Cómo os alabará quien sólo entiende

Que sois de cuvo sois todos iguales?

Gallardo leyó:

Que sois de cuyos sois solos iguales?

Quizás sea mejor lección esta otra:

Que sois de cuya sois los dos iguales?

CANCIÓN VIII, verso 24, pág. 252:

Y aun casi á aborrecer; mas ¿qué aprovecha....

Más bien así:

Y aun casi á aborrecer, ¿qué me aprovecha... Si, como llego al paso á desasirme....

#### TOMO II

EPÍSTOLA III, verso 152, pág. 23:

Que en si me anunciaba doloroso...

Probablemente:

Quien así me anunciaba doloroso ...

Ibid., verso 253, pág. 29:

Comenzaré de agora á conturbarme Al extremo dolor...

#### Mejor así:

Comenzaré de agora á acostumbrarme Al extremo dolor...

#### Parecidamente en la versión atribuída á Acuña:

Comenzaré de hoy más acostumbrarme...

EPÍSTOLA V, verso 162, pág. 47:

....y de hora en hora La veo y torno á ver si está mudada.

Debe de leerse así:

....y de hora en hora La veo y torno á ver *que* está mudada.

EPÍSTOLA VI, verso 19, pág, 51:

No haría el deber, si no mostrase...

Cetina no escribió así, á buen seguro, este verso, que no consuena con agradarse y publicarse.

Ibid., verso 169, pág. 56:

Cual la madre que siente, por engaño, De los brazos quitar hijo querido, Queda después que ve claro el engaño,...

## Cetina quizás diría:

Cual la madre que siente, por su daño,...

Ibid., versos 175-180, pág. 64:

Osásteme decir, ¡ay! quien muriera
Entonces, cuando ya te despediste,
Philis tu Demophón que parte espera.
Que espere á tí, crüel, que te partiste
Para jamás volver la vela ingrata
Que, negado mi puerto, al viento diste.

## Puede fijarse así la lección de este pasaje:

Osásteme decir (¡ay! ¡quién muriera Entonces!) cuando ya te despediste: «Filis, tu Demofón que parte espera.» ¡Que espere á tí, crüel, que te partiste Para jamás volver la vela ingrata Que, negado mi puerto, al viento diste!

Ibid., verso 259, pág. 67:

Tu nombre, como tú, duro, infinito...

Antes dice otro verso que aconsonanta con éste:

Hacer presto elección; que es infinito...

Como queda dicho, era cosa frecuente en el siglo XVI, repetir unas mismas palabras como consonantes. En el códice de la Biblioteca Arzobispal de Sevilla se halla escrito así este verso:

Tu nombre como tu duro y enfinito.

EPÍSTOLA VIII, verso 191, pág. 75:

Y así, á una mujer vereis juntarse

Con un hombre hoy v otro mañana...

De seguro no lo escribió así Cetina, porque de esta manera no es verso.

EPÍSTOLA IX, versos 8 y 9, pág. 79:

El príncipe está bueno, y tan contento, Que, de sentirlo dello, estamos todos.

#### Debe leerse:

El principe está bueno, y tan contento, Que, de sentirlo, dello estamos todos.

Esto es: «que de entender ó saber lo contento que está, lo estamos también nosotros.»

Ibid., verso 82, pág, 82:

De la Duquesa moza un dico atia...

Debe de referirse á que la Duquesa usaría con mucha gracia en sus conversaciones la frase dico a te (dígote, á tí te digo). Acaso dico a tia, por dico a te, fuera manera provincial de decir. Ó quizás el verso original sería éste:

De la duquesa moza un dico a voi,....

EPÍSTOLA XI, versos 124-126, pág. 94:

Pero quien tanto bien fuese mirando, ¿Cómo podría estar secreto y quedo, Que aun agora, sin serlo, estoy saltando?

Así Gallardo. Mejor sentido hace de esta manera, puesto que se refiere el autor á quien *fuese* mirando *tanto bien*:

Que aun agora, sin verlo, estoy saltando?

Cinco versos antes había dicho:

¡Cuán libremente, qué à placer vería...

EPÍSTOLA XII, verso 41, pág. 100:

....y desta trama Temo no ha de quedar al tristecillo Más de la sola voz con que *le* llama, Ha de ser, por referirse á la dama de Juan del Río:

Más de la sola voz con que la llama.

D. Adolfo de Castro, en la Biblioteca de AA. EE., leyó *le llama*, bien que en el verso anterior dijo *triste hilo* en vez de *tristecillo*.

Ibid., versos 49 y 50, pág. 100:

El premio no se yó de sus afanes Cuál es mas; se os decir....

Así Castro; pero se debe puntuar de esta otra mancra:

El premio no sé yo de sus afanes Cuál es; mas séos decir....

EPÍSTOLA XIV, verso 39, pág. 107:

La más hermosa parecer esquiva.

Castro leyó con visible error:

La más hermosa para ser esquiva.

Ibid., versos 109 y 110, pág. 110:

Más él que verse en semejante afrenta No quiso, ni tentar más su ventura.... Los consonantes de las versos siguientes indican que el último de estos dos hubo de decir:

No quiso, ni tentar más su fortuna...

Ibid., versos 190-192, pág. 113:

El otro con envidia urde y *rodea* Cómo podrá sacar de su privanza Á tal que en *hacer* toda la emplea.

Castro, en el primero de estos versos, dice:

El otro con envidia urde y no deja.

El último, que tal como queda copiado resulta corto, ó flojísimo cuando menos, quizás diría en el original:

À tal que en hacer mal toda la emplea.

Ibid., versos 217-219, pág. 114:

¿Qué decis del que teme haber sentencia En contra, el sobornar de su letrado, Cual del uno y del otro la conciencia?

Hará así mejor sentido, aun no quedando completamente claro:

¿Qué decis del que teme haber sentencia En contra, el sobornar de su letrado? ¿Cuál del uno y del otro la conciencia? Ibid., versos 290 y 291, pág. 116:

Pedir menos á quien *fuera* muy poco Si cuanto os puede dar Fortuna os diera.

#### Probablemente:

Pedir menos á quien diera muy poco Si cuanto puede dar Fortuna os diera.

EPÍSTOLA XVI, verso 174, pág. 137:

Hiciera, y con razón, maravillaros.

Mejor así:

Hiciéraos, con razón, maravillaros.

DIÁLOGO ENTRE LA CABEZA Y LA GORRA, pág. 172, líneas 3 y siguientes:

«.... y este nombre gala es deducido de galla y de galla castellano, que es una cierta superfluidad que nace en las encinas y carrascas.... De aquí ha nacido el proverbio fulano es más liviano que una gala ó agalla.»

No hay para qué decir que no es tal la etimología de gala, como tampoco lo es galáh hebreo, revelar, manifestar, contra lo que sostenía el Sr. García Blanco.

La Academia Española hace proceder esa palabra del celta *gal*, *alegría*. Cualquiera cosa es más probable y atinada que la etimología indicada por Cetina.

PARADOJA, pág. 210, línea 19:

Cumplición es yerro del copista: complexión diría el original.

Ibid., pág. 223, línea 14:

Camuco leyó el Sr. Fernández-Guerra y camuco hemos leído nosotros; pero tenemos por indudable que Cetina escribió camuço (gamuço, gamuzo) especie de antílope que se cria en los Alpes y en los Pirineos. El vulgo andaluz llama camuza, más comunmente que gamuza, á la piel, ya curtida, de ese animal y de otros análogos.

Ibid., pág. 225, línea 10:

«.....sino cuerno de *creses*.» Así claramente en el códice de la Colombina. ¿Deberá leerse «cuerno de *Ceres*.?»

Ibid., pág. 239, líneas 7 y siguientes:

Tal como está en el texto el epigrama latino se encuentra en el códice de la Colombina. Lo reproducimos con las rectificaciones que hizo el Sr. Fernández-Guerra (Gallardo, I, cols. 1250 y 1251):

Uxorem qui ducit maecham in vertice portat Cornu unum; qui scit, disimulatque, duo; Qui videt, et patitur, tria gestat: quatuor ille Qui ducit nitidos ad sua tecta prochos: Et qui non credit hoc etiam se in ordine poni Credit et uxori, cornua quinque gerit.

#### Poesías de Vadillo.

SONETO XII, verso 12, pág. 253.

Amor se llamará al poseella,...

#### Probablemente:

Amor ha de llamarse al poseella,...

## SONETO XVII, versos 12-14, pág. 257:

Mas él se ha vuelto ya á vuestra parte, Que puedo yo hacer, Señora mía, Sino rendirme á vos pecho por tierra.

## Así mejor:

Mas él se ha vuelto ya de vuestra parte; ¿Qué puedo yo hacer, Señora mía, Sino rendirme á vos, pecho por tierra?

SONETO XIX, verso 1.º, pág. 258:

¡Oh cuerpo, hora de Dios, con el suzuelo....

Quizás de este modo:

Oh, cuerpo, ira de Dios,....

## Soneto XXII, versos 11-12, pág. 260:

Con envidia lo hizo, según creo. El dotarte de tanta crueldad,....

#### Así mejor:

Con envidia lo hizo, según creo, El dotarte de tanta crüeldad,....

## SONETO XXVII, versos 1-2, pág. 263:

Tras el arado y bueyes que á porfía La mano en *el* estaba refirmada,...

#### Debe decir:

Tras el arado y bueyes, que á porfía La mano en *él* estaba refirmada,.....

Soneto XXX, pág. 266:

Se reproduce así:

#### Á VENUS

Y vos, Señora, madre del que digo, Yo os juro por las leyes del cuaderno Que si os cogiese sola, que el paterno Amor no os defendiese del castigo.

Á fe que, aunque viniese vuestro amigo Marte, ó aquel herrero del infierno, Y aunque mostraseis vos el pecho tierno, Que no libraseis nada ya conmigo.

Andad así por donde os quemen luego El mirto en los altares, aceitera, Llevad con vos á vuestro niño ciego; Que si con él os cojo, picotera, Á él y à vos pretendo hacer tal juego, Que las manos pongais en la mollera.

MADRIGAL, pág. 267:

Debe de estar mutilado, no poco. Aparte de que no hace buen sentido en algunos pasajes, el último verso

Cuanto más la esperanza me asegura,

no rima con ninguno de los inmediatamente anteriores, sino con el 4.º y el 1.º de la composición, que están muy distantes. Creemos que faltan algunos versos.

CANCIÓN, versos 1-5, pag. 268:

Guardaba una pastora congojosa
Su ganadillo encima una montaña
Más blanca que el cristal y más hermosa
Que el rubicundo albor de la mañana.
En atavio extraña....

Quizás deberá restaurarse este pasaje en la siguiente forma:

Guardaba una pastora congojosa
Su ganadillo encima una montana,
Más blanca que el cristal y más hermosa
Que el rubicundo albor de la mañana.
En atavio galana,...

10 Year

# ÍNDICE

## OBRAS POÉTICAS

(Continuación)

|     | ,                  |              |     |
|-----|--------------------|--------------|-----|
| EPI | $\Gamma \subset T$ | $\alpha$     | A C |
| F.I | וכו                | <b>\/1</b> . |     |

|            |  |  |                                             | raginas |
|------------|--|--|---------------------------------------------|---------|
| I          |  |  | Á Alconisa crüel salud envía                | 9       |
| II .       |  |  | Alma del alma mía: ya es llegada            | 1.1     |
| III.       |  |  | Translación de la epístola de Dido á Encas: |         |
|            |  |  | Cual suele de Meandro en la ribera          | 15      |
| IV.        |  |  | Dias ha que, callando, he procurado         | 30      |
| V .        |  |  | Á D. Jerónimo de Urrea:                     |         |
|            |  |  | El dulce canto de tu lira, Iberio           | 36      |
| VI.        |  |  | Á la Princesa de Molfeta:                   |         |
|            |  |  | El triste prisionero que, inocente          | 50      |
| VII        |  |  | Filis á Demofón:                            |         |
|            |  |  | Filis de Tracia á Demofón de Athena         | 58      |
| VIII       |  |  | En alabanza de la cola ó rabo:              |         |
|            |  |  | Pues en el golfo grande de la cola          | 68      |
| IX.        |  |  | Á la Princesa de Molfeta:                   |         |
|            |  |  | Señora excelentisima, proficial             | 79      |
| <b>X</b> . |  |  | Señora, ya el dolor no me consiente         | 85      |
|            |  |  |                                             |         |

|        |   |   |   |                                          |     | Páginas |
|--------|---|---|---|------------------------------------------|-----|---------|
| ΧI     |   |   |   | La Pulga:                                |     |         |
|        |   |   |   | Señor compadre, el vulgo, de invidioso   | •   | 89      |
| XII .  |   |   |   | Al Principe de Áscoli:                   |     |         |
|        |   |   |   | Señor, más de cien veces he tomado       |     | 98      |
| XIII . | • |   | • | Á Pabordre Gualbes:                      |     |         |
|        |   |   |   | Señor Pabordre, si el haber un año       |     | 103     |
| XIV.   |   |   | ٠ | Á don Diego Hurtado de Mendoza:          |     |         |
|        |   |   |   | Si aquella servitud, señor don Diego     |     | 106     |
| XV .   | • |   |   | Penélope á Ulises:                       |     |         |
|        |   |   |   | Ulises, tu Penélope te escribe           | •   | 117     |
| XVI.   |   | • |   | Á Baltasar de León:                      |     |         |
|        |   |   |   | Vuestra carta, Señor, he recibido        | •   | 125     |
| XVII.  |   | • | • | Ya, Señora, se van, como los días        | •   | 140     |
|        |   |   |   | ELEGÍA                                   |     |         |
|        |   |   |   | Si aquel dolor que da á sentir la muerte |     | 145     |
|        |   |   |   | CAPÍTULOS                                |     |         |
| I      |   |   |   | Diga quien diga y quien alaba alabe      |     | 153     |
| 11     |   |   |   | Si cosa he dicho yo que á vos ofenda     | • . | 157     |
|        |   |   |   |                                          |     | . =     |
|        |   |   |   | OBRAS EN PROSA                           |     |         |
|        |   |   |   |                                          |     |         |
|        |   |   |   | Diálogo entre la cabeza y la gorra       |     | 163     |
|        |   |   |   | PARADOJA                                 |     |         |
|        |   |   |   | Paradoja en alabanza de los cuernos      |     | 207     |
|        |   |   |   |                                          |     |         |

## APÉNDICES

|        |   |                                                  | Páginas     |
|--------|---|--------------------------------------------------|-------------|
|        |   | ī.                                               |             |
|        |   | Poesías de Vadillo                               | 243         |
|        |   | SONETOS                                          |             |
| I      |   | De la historia de Narciso:                       |             |
|        |   | À las ninfas Narciso enamoraba                   | 244         |
| II     |   | Contra Cupido:                                   |             |
|        |   | Amor, yo os juro á Dios que si os cogiese        | 245         |
| ш. :   |   | Aquí al vivo se ve el sagrado coro               | 247         |
| IV     |   | Arde de mí la más ilustre parte                  | >>          |
| v      |   | Ausencia, que de amor es enemiga                 | 248         |
| VI , . |   | Crüel y en crüeldad más porfiada                 | <b>24</b> 9 |
| VII    | • | Cuan en alpina cumbre hermosa planta             | »           |
| VIII   |   | Cual sale por abril la blanca aurora             | 250         |
| IX     |   | Dentro de mi alma tengo un aposento              | 25 I        |
| X      |   | ¿Dónde se van los ojos que traían                | <b>»</b>    |
| XI     | • | Á los dos tiranos Amor y Muerte:                 |             |
|        |   | En un camino llano y espacioso                   | 252         |
| XII    |   | Es el amor gozar lo que ha costado               | 253         |
| XIII   | • | Hermosos ojos cuya luz tan clara                 | >>          |
| XIV    | ٠ | Llorad, ojos ausentes; llorad tanto              | 254         |
| XV     |   | Mientras la fuerza de mi desventura              | 255         |
| XVI    | • | Mil veces he tratado de hablaros                 | >>          |
| XVII   | • | Mil lazos he rompido de aquel ciego              | 256         |
| XVIII  |   | Al Amor:                                         |             |
|        |   | No hay torre tan alta ni guardada                | 257         |
| XIX    |   | Contra Cupido:                                   |             |
|        |   | ¡Oh, cuerpo, ira de Dios, con el suzuelo         | 258         |
| XX     |   | ¡Oh de rara virtud y beldad rara                 | >>          |
| XXI    | ٠ | Á una dama que se estaba peinando á una ventana: |             |
|        |   | Peinando está Diana sus cabellos                 | 259         |

|        |    |   |   |                                          | Páginas |
|--------|----|---|---|------------------------------------------|---------|
| XXII.  |    |   |   | Á una dama rigurosa:                     |         |
|        |    |   |   | Perfectisima muestra de belleza          | 260     |
| XXIII  |    |   |   | A un retrato:                            |         |
|        |    |   |   | Retrato que en mi alma ya yo os via      | 26 I    |
| XXIV   |    |   |   | Riberas de una fuente deleitosa          | *       |
| XXV.   |    |   |   | Riberas de un dorado y manso rio         | 262     |
| XXVI   |    |   |   | A Nuestra Señora:                        |         |
|        |    |   |   | Sol de quien es un rayo el sol del cielo | 263     |
| XXVII  |    |   |   | Tras el arado y bueyes, que á porfía     | >>      |
| XXVIII | Ε. |   | • | Á la muerte de Cetina:                   |         |
|        |    |   |   | Vandalio, si la palma de amadores        | 264     |
| XIXX   |    |   |   | Pintura de una dama:                     |         |
|        |    |   |   | Volvedle la blancura á la azucena        | 265     |
| XXX.   | •  | • | • | Á Venus:                                 |         |
|        |    |   |   | Y vos, Señora, madre del que digo        | 266     |
|        |    |   |   | MADRIGAL                                 |         |
|        |    |   |   | Hallé, tras largo tiempo, menos dura     | 267     |
|        |    |   |   | CANCIÓN                                  |         |
|        |    |   |   | G 11                                     | ( 0     |
|        |    |   |   | Guardaba una pastora congojosa           | 268     |
|        |    |   |   | II.                                      |         |
|        |    |   |   | DOCUMENTOS REFERENTES Á LA FAMILIA       |         |
|        |    |   |   | CETINA                                   | 372     |
|        |    |   |   | III.                                     |         |
|        |    |   |   | Documentos y asientos de los libros      |         |
|        |    |   |   | DE PASAJEROS DEL ARCHIVO GENERAL         |         |
|        |    |   |   | DE INDIAS                                | 284     |
|        |    |   |   | IV.                                      |         |
|        |    |   |   | Poesías varias                           | 288     |

|                                     | Páginas |
|-------------------------------------|---------|
| V.                                  |         |
| Arbol genealógico de la familia del |         |
| POETA GUTIERRE DE CETINA, FORMADO   |         |
| CON VISTA DE LOS DOCUMENTOS QUE AN- |         |
| TECEDEN                             | 303     |
|                                     |         |
|                                     |         |
| ADDENDA ET CORRICENDA               | 205     |

## FE DE ERRATAS (1)



| Pág. |   |    | Verso  |    | _ | Dice: Debe decir:                         |
|------|---|----|--------|----|---|-------------------------------------------|
| Ģ    | , |    | últim  | о. |   | verte verte,                              |
| 10   |   | ре | enúlti | mo |   | han , . has                               |
| 14   |   |    | 6      |    |   | preguntarme, preguntarme:                 |
| >>   |   |    | ΙI     | •  |   | vivo, , vivo.                             |
| >>   |   |    | 22     | •  |   | razón sazón                               |
| >>   |   |    | 24     |    |   | conoces conozco                           |
| 15   |   |    | 7      |    |   | Mostraste Mostrarte                       |
| 17   |   |    | 18     |    |   | do dó                                     |
| 19   |   |    | 6      |    |   | Caucaso Cáucaso                           |
| 20   |   |    | I 2    |    |   | las los                                   |
| »    |   |    | 20     |    |   | (sic) (sobra la nota)                     |
| >>   | • |    | >>     |    |   | perderte; perderte;                       |
| 2 [  |   |    | ſ 2    |    |   | Dido, que engañaste, . Dido que engañaste |
| 23   |   |    | I 2    |    |   | mueva mueva,                              |
| >>   |   |    | 19     |    |   | espero, espero.                           |
| 25   |   |    | 13     |    |   | ofendellos ofendellos;                    |
| 26   |   |    | 4      |    |   | Somois Sómois                             |
|      |   |    | •      |    |   |                                           |

<sup>(</sup>I) Véase la nota de la fe de erratas del tomo I y, además téngase en cuenta que la mayor parte de las erratas que se notan en los trabajos en prosa de Cetina, están en los códices de donde los hemos copiado. Pensamos al principio trasladar fielmente dichos escritos; pero á última hora hemos creido preferible depurar los textos.

| Pág. | -               | Verso   |    |    | Dice;       | Debe decir; |
|------|-----------------|---------|----|----|-------------|-------------|
| 28   |                 | 2       |    |    | partirá     | partiré     |
| 30   |                 | 15      |    |    | dolor       | dolor,      |
| 31   |                 | 17      |    |    | jay!        | jay,        |
| »    |                 | 18      |    |    | ganaste     | ganaste!    |
| 32   |                 | 2 I     |    |    | Consiéntame | Consiénteme |
| 41   | .18 d           | le la 1 |    |    |             | tienes      |
| 42   |                 |         | •  |    | maltrata;   | maltrata,   |
| »    |                 |         |    |    | solía,      | solia:      |
| »    |                 | le la 1 |    |    | reparo      | reposo      |
| 43   |                 |         |    |    | Pastor      | pastor      |
| 45   |                 |         |    |    | consolaron  | consolaron, |
| »    |                 | _       |    |    | puede       | puedo       |
| 46   | .19 de la nota. |         |    |    | •           | fáunos,     |
| 50   |                 |         |    |    | Pastor      | pastor      |
| 5 I  |                 | 3       |    |    | pues,       | pues        |
| 55   |                 | 14      |    |    | puesto      | puesto,     |
| »    |                 | 15      |    |    | raices,     | raices      |
| »    |                 | 22      |    |    | cual*       | cuál        |
| 56   |                 | 1.0     |    |    | que mi      | que en mi   |
| »    |                 | 14      |    |    | Solo        | Solo,       |
| 59   |                 | 18      |    | ." | espumosa    | espumosas   |
| 60   | . pe            | uúltir  | no |    | Dios        | dios •      |
| 61   |                 | 14      |    |    | aun         | aún         |
| 62   |                 | 11      |    |    | Más         | Mas         |
| 63   |                 | 9       |    |    | esculpidos  | esculpidos: |
| >>   |                 | 22      |    |    | mi          | mi          |
| 64   |                 | 5       |    |    | diráu       | dirian      |
| *    |                 | 14      |    |    | besarme?    | besarme,    |
| »    |                 | 17      |    |    | jornadas    | jornadas?   |
| 66   |                 | 24      |    |    | falto       | falto;      |
| 67   |                 | 8       |    |    | olvido,     | olvido.     |

| Pág.       | _ | Verso   |    |   | Dice;                    | Debe decir:              |
|------------|---|---------|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 70         |   | . 2     |    |   | señales                  | señales,                 |
| 70         |   | . 9     |    |   | Draconio. ,              | Draconis                 |
| >>         |   | . 12    |    |   | transformarse            | transformarse,           |
| 73         |   | . 7     |    |   | ser, él                  | ser él,                  |
| 75         |   | . 7     |    |   | apatrarse                | apartarse                |
| 79         |   | . últim | ο. |   | (sic)                    | (sobra la nota)          |
| 8o         |   | . 4     |    |   | su                       | \$110                    |
| >>         |   | . 21    |    |   | quede espacio,           | que dé espacio           |
| 81         |   | . 4     |    |   | será Señora de la olla,. | será, Señora, de la olla |
| 82         |   | . 4     |    |   | destos                   | déstos                   |
| >>         |   | . 9     |    |   | toda                     | todo                     |
| 83         |   | . 12    |    |   | partes,                  | partes                   |
| 85         |   | . 5     |    |   | tomento                  | tormento '               |
| 87         |   | . 17    |    |   | salvo, que en parte, .   | salvo que, en parte,     |
| <u>,</u> » |   | . 25    |    |   | saña más                 | saña, ó más              |
| 88         |   | I 2     |    |   | Quién                    | Quien                    |
| 92         |   | . 14    |    |   | Pues no                  | Pues no                  |
| 95         |   | . 26    |    |   | Alli fuera, ver          | Alli fuera de ver        |
| 97         |   | . I.º   |    | • | ¿Pues quizá              | Pues ¿quizá              |
| 99         |   | . I2    |    |   | Yo                       | Ya                       |
| 100        | • | • 5     |    |   | de Río                   | del Río                  |
| 101        |   | . últim | ю. |   | nuestros                 | vuestros                 |
| 105        |   | . 2     |    |   | Antes no                 | Antes no,                |
| >>         |   | . 6     |    |   | hecho                    | hecho,                   |
| 107        |   | . 9     |    |   | liviano                  | liviano,                 |
| 108        |   | . 14    |    |   | cl                       | del                      |
| 110        | • | . 25    | •  |   | empresa                  | empresa                  |
| I I 2      |   | . 11    | •  | • | y                        | ·ya                      |
| <b>»</b>   | • | . 21    |    |   | con                      | en                       |
| 115        | • | . 2     |    |   | mas                      | más                      |
| 117        |   | . 17    |    |   | viudo                    | vïudo                    |

| Pág. | Verso             | Dice;                  | Dehe decir;                     |
|------|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 118  | 2                 | viudas                 | vïudas                          |
| *    | 15                | aquellas . ,           | aquileas                        |
| 120  | 16                | viuda                  | vïuda                           |
| 122  | 12                | ¡Triste!               | «¡Triste!                       |
| »    | 16                | lana                   | lana»                           |
| »    | 23                | viudo                  | vïudo                           |
| 123  | 15                | El                     | el                              |
| »    | 23                | Telemaco               | Telémaco                        |
| 125  | . 2.º de la nota. | Boriquen               | Boriquén                        |
| 127  | . 1.º de la nota. | suma                   | suma,                           |
| 128  | 12                | aplace,                | aplace.                         |
| 129  | 13                | diciendo,              | diciendo.                       |
| 132  | #4                | liunática              | lunática.                       |
| 141  | 14 y 15           | os apoca, En algo      | os apoca En algo,               |
| 143  | 1;                | ¡Quién                 | ¡quién                          |
| 147  | . 8 de la nota .  | manterná               | manternán                       |
| 148  | . 11 de la nota . | puesto                 | puerto                          |
| 151  | 9                 | ha llevar              | ha de llevar                    |
| 158  | 6                 | ¿Por qué , .           | spor qué                        |
| 159  | 4                 | conceto,               | conceto                         |
| »    | 7                 | sino                   | si no                           |
|      | Linea             |                        |                                 |
| 169  | 16                | Doctor,                | Doctos                          |
| 170  | 6                 | pintada                | pintado                         |
| >>   | . penúltima .     | adornado               | adornada                        |
| 173  | I.ª               | Quieres                | G.—¿Quieres                     |
|      |                   | hiciesen en alguna ma- |                                 |
|      |                   | nera                   | hiciesen, en alguna ma-<br>nera |
| 174  | 16                | Manilio                | Manlio                          |
|      |                   | Más,                   | Mas,                            |

| Pág.     | - | Linea      |   | Dice;           | Debe declr:              |
|----------|---|------------|---|-----------------|--------------------------|
| 176      |   | . 10 .     |   | por que         | porque                   |
| »        |   | . 25 .     |   |                 | Pordue                   |
|          | • | 5          | • | tan,            | huelga que se la quiten, |
| 184      |   | . 14 .     |   |                 | Aún éste                 |
| 195      |   | . 13 .     |   |                 | águila?                  |
| 203      |   |            |   | •               | los                      |
| »        |   |            |   |                 | el tiempo                |
| »        |   | . última . |   |                 | Dinócrates,              |
| 211      |   | . 2 .      |   |                 | váyate                   |
| 212      |   | . 19 .     |   |                 | Ceres                    |
| 216      |   | . 4 .      |   |                 | parezca                  |
| 217      |   | . 21 .     |   | la              | lo                       |
| 218      |   |            |   |                 | los                      |
| 220      |   |            |   | •               | cuernos,                 |
| >>       |   | penúltima  |   |                 | nobles,                  |
| 2 2 I    |   | •          |   | guardado        | guardados                |
| 222      |   | . 5 .      |   | sino            | si no                    |
| »        |   | -          |   |                 | quedado,                 |
| 223      |   | . 1." .    |   | Ī.,             | pudieran                 |
| »        |   | . 13 .     |   | cuernos de oro  | cuernos de oro           |
| 227      |   | . 6 .      |   | preguntándoles, | preguntándole .          |
| 228      |   | . 19 .     |   | dél             | del                      |
| 229      |   | . 15 .     |   | estos           | los                      |
| 230      |   | . 15 .     |   | barrenándoles,  | barrenándoles            |
| 231      |   | . 14 .     |   | cuando          | ni cuando                |
| 235      |   | . 24 .     |   | En, las         | En las                   |
| <b>»</b> |   | . 25 .     |   | sino            | si no                    |
| 237      |   | . 9 .      |   | fueron          | fueran                   |
| 238      |   | . 12 .     |   | cual            | cuál                     |
| 'n       |   | penúltima  |   | todo            | toda                     |
| 239      |   | . I.ª .    | • | halla           | haya                     |

| Pág.        | _ | Verso         | Dice:             | Debe decir:         |
|-------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
|             |   |               |                   |                     |
| 245         | ٠ | . nota        | de Alcázar        | del Alcázar         |
| 246         | ٠ | 5 de la nota. | tiene             | tiene,              |
| <b>2</b> 49 | • | . 18          | tanto se levanta; | (tanto se levanta), |
| 251         | • | . 14          | Hará              | Os hará             |
| 255         | • | . último      | enmudezco,        | enmudezco, (sic)    |
| 257         | • | . 13          | suplico (sic)     | rústico             |
| 258         | • | . 4           | merdozuelo        | merdosuelo.         |
| >>          |   | penúltimo .   | Oh de vara        | ¡Oh de rara         |
| 259         |   | . 2           | avara             | avara!              |
| »           |   | . 4           | pasado            | pasado;             |
| *           |   | . 9           | menos             | menor               |
| >>          |   | . і2          | ingenio,          | el genio,           |
| 260         |   | . 5           | Las               | Los                 |
| >>          |   | . 8           | estremar          | extremar            |
| 26 I        |   | . 10          | materia           | mentira             |
| *           |   | . 13          | (sic)             | (sobra la nota)     |
| 262         |   | . 6           | Oh bella          | «¡Oh bella          |
| >>          |   | . 7           | Ircanía           | Hircana!»           |
| *           |   | . 8           | asechada,         | acechada,           |
| *           |   | . 13          | Cancio . ,        | Cancro              |
| >>          |   | . 14          | Ua                | Una                 |
| >>          |   | penúltimo .   | el pastor         | al pastor           |
| 263         |   | . 9           | á lumbre          | á la lumbre         |
| >>          |   | . 13          | condal            | caudal              |
| 264         |   | . 19          | mi hado,          | de mi hado,         |
| >>          |   | . último      | Sino              | Si no               |
| 265         |   | . 2           | rabiastes:        | rabiaste;           |
| >>          |   | . 5           | tu                | tů                  |
| >>          |   | . último      | critel            | crüel,              |
| 267         |   |               | crueza,           | crüeza,             |
| 268         |   | . último      | Puesto            | Puse                |

| Pág.        | Verso |   |        |     |    | Dice: Debe decir:                           |  |
|-------------|-------|---|--------|-----|----|---------------------------------------------|--|
| 69 .        |       |   |        |     |    | parecia, parecia. cruel crüel caida, caida. |  |
| «           |       |   | 16     |     |    | piedad pïedad                               |  |
| «           |       |   | último | ) . | `• | intención, intención;                       |  |
| 27 I        | •     | • | 18     | •   | •  | Tuviste Tú viste                            |  |
| «           | •     |   | 22     |     | •  | orejas orejas,                              |  |
| 272         | •     | • | 3      |     | •  | mia via                                     |  |
|             |       |   | Linea  |     |    | 4.00                                        |  |
| 280         |       |   | ΙΙ     |     |    | estractamos extractamos                     |  |
| «           |       |   | 16     |     |    | favor favor de                              |  |
| 281         |       | • | 22     |     |    | de de de                                    |  |
| 282         |       |   | 11     | ŀ   |    | hermama hermana                             |  |
| 283         |       | • | I      |     |    | ella ellas                                  |  |
|             |       |   | Verso  |     |    |                                             |  |
| 293         |       |   | 5      |     |    | socoro , decoro                             |  |
| 295         |       |   | 23     |     |    | quién lo quien le                           |  |
| 296         | •     |   | 18     |     |    | ganancia.) ganancia)                        |  |
| <b>2</b> 99 | •     | ٠ | 25     |     | •  | varios vanos                                |  |





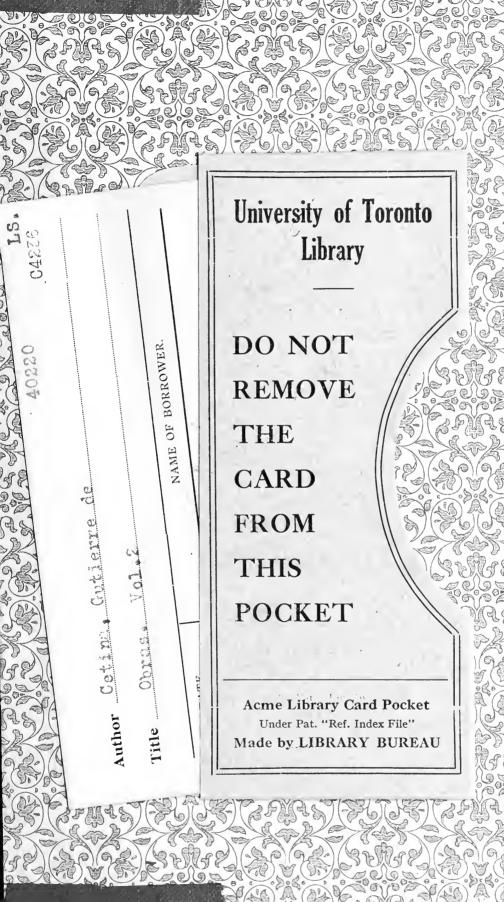

